Pag. 1

N.5.

## COMEDIA FAMOSA.

# ENMUGER

# VENGANZA

# HONROSA.

DE DONGASPAR MONTESINO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Felisardo, Rey. \*\*\* Clenarda, Reyna de Sicilia. \*\*\* Clavela, Criada.

Leonido, Galan. \*\*\* Flora, Condesa. \*\*\* Martin, Gracioso.

El Duque Uberto. \*\*\* Rosardo, Marqués. \*\*\* Arnesto. Acompañamiento.

## 

## JORNADA PRIMERA.

Unos. Uarda el Oso, guarda el Oso.
Otros. T Aparta el caballo, Arnesto,
si quieres librar tu vida.
Dent. Leon. Cobardes sois, Caballeros,
pues dexais así á la Reyna.
Dent. Arnesto. Antes moriré primero.
Dentro. Guarda el Oso, guarda el Oso.
Dent. Reyn. Dadme vuestra ayuda Cielos.
Sale hujendo Flora, la qual se ha de llamar
Laura, con arco y flochas, o un
venablo.
Flora. Esta es caza? aquesta es huelga

este es entretenimiento?

l'ámole lucha y batalla,

dígole marcial estruendo.

La Reyna pienso que ha dado

en manos del Oso siero, que lanzando negra espums por la boca, y vivo fuego por los ojos, sacar quiere de nuestros tímidos pechos la que vá perdiendo vida, la que vá sangre vertiendo. Diez años ha, que buscando la causa de mis funestos pesares ando perdida, la qual es un hombre, aunque este no era menester decirlo, pues que de cierto sabemos, que no hay en muger desdichas deshonras, penas ni zelos, que no vengan por su causa, que no sucedan por ellos. 订麻

En Muger venganza Honrosa.

Un mes há que llegué aquí con mi primo hermano Arnesto, trayendo falsos papeles, donde claramente pruebo, que soy de la Reyna prima, y ha sido el acogimiento que ella me ha hecho tan grande, que quiso hoy, á fuer de ruegos, saliese con ella á caza, aunque ha permitido el Cielo, que se nos haya trocado en caza de descontentos. Dent. Leon. Deten el paso veloz, fiera cruel, monstruo horrendo, no quieras matar á un Angel: Flora. El Oso viene aquí muerto:

ay venganza, qué me cuestas! ay honra, en lo que me has puesto! ay tiempo, á qué me has traido! ay caza, cómo me has muerto! De correr estoy cansada, aunque quiera huir no puedo: si aquí me aguardo hay peligro, mucho mayor si me ausento. Mas pues de dos males dicen ser justo tomar el ménos, yo de aquestos dos peligros. determino hacer lo mesmo: y pues el Cielo me ofrece de aquestos troncos los huecos, de estos ramos la espesura. esconderme en ellos quiero.

Retirase Flora à un lado del tablado, donde babrá algunos ramos, entre los quales se oculta; y Leonido, que se ba de llamar Lauro, saca en brazos á la Reyna desmayada, á la qual recostará sobre unas flores.

Leon. Hoy ha sido la primera vez, que lla fortuna ingrata me ha concedido tener gloria entre desdichas tantas; pues he quitado no ménos, que á esta beldad soberana de los brazos de la muerte, del cuchillo de las parcas. Mas no quiero detenerme, ques tan adelante pasa

el desmayo, ya que aquí no quiso el Cielo dar agua. Ocupad, cuerpo divino, aquesta de flores cama,... en tanto que del cristal, que de esta sierra en la falda una fuentecilla llora (quizá por vuestra desgracia) algunas lágrimas traigo, que echadas en vuestra cara vuelvan la luz á esos ojos, á esas mexillas la grana, á esos labios el coral, y á ese cadaver el alma. Si no es que acaso se afrentan, conociendo la ventaja, que hace tu candor al suyo (que tiene envidia hasta el agua) y no cause aqui el efecto, que siempre en los otros causa, por verte un rato traspuesta, y otro poco mas con ansias. Pero si quando en si torne, no me ha de aprovechar nada, sino solo de besarle, como Reyna; en fin; las plantas: quiero gozar de tu-vista, que esta licencia no es amplia en mi quando esté dispierta, ni ella pienso querrá darla. Qué hermosura! Qué lindeza! Qué gentileza! Qué gracia-l Qué talle ! Qué compostura! Qué aseo! Qué viva estampa. de la que jamas me quiso l Mas no renovemos llagas, Leonido, de las heridas, que casi casi están sanas. Leonido dixe? ha traidora lengua, homicida, malvada! No te he dicho que me llamo Lauró? Pues cómo me llamas nombre, que costarme puede, si a los de alguna villana persona llegara á oidos, vida que compré tan cara? que aunque estamos en desierto, tal vez para las venganzas

De Don Gaspar Montesino.

se forja de un tronco un cuerpo, y cien lenguas de una rama. Mas baxemos á la fuente, sin apurar mas del alma los ya pasados ahogos, las congojas ya pasadas. Y pues de esta empresa y2 la mas parte está ganada, démosle fin, que hasta el fin jamas la gloria se canta. Vase. Fiora. O no es verdad lo que oigo, ó lo que he visto me engaña, 6 son asomos del gusto, ó son quimeras del alma; porque ver tan de repente en esta inculta montaña, mas alvergue de las fieras, que de personas morada, el principio de las penas, el origen de mis ansias; parece ilusion y sombra, parece verdad soñada. Ya, Leonido, dexaré de discurrir tierras varias; ya sé tu nombre fingido, ya sé que Lauro te llamas: en mí hallarás tu castigo, sin que sepas ser tú causa, que si tú Lauro te has puesto, yo tambien me he puesto Laura. Quisiera ahora salir, y a la Reyna lastimada darle algun consuelo; mas como es mi alegria tanta, juzga el alma ser incierto lo propio que ha visto, y anda alternando los sentidos, borrando las esperanzas; y así, pues vuelve, aguardar quiero, que es cosa clara, que ella ha de querer saber toda su vida: ay venganza! Levantase la Reyna, mirando como confusa

Reyna. He estado con atencion, ya despues de en mí tornada, de aquel Caballero oyendo las amorosas palabras;

que aunque jamas en mi pecho hizo tiro el de la aljaba, por ser mas que á los requiebros aficionada á las armas. No puede naturaleza del todo apagar las llamas, las quales mas se fomentan mientras mas en salir tardan. El dueño pienso que es, si las señas no me engañan, de la casa de placer, á quien sirve esta montaña, tímida por ser tan fiera, triste por tan solitaria, de torreon por la vista, y de escolta por la espalda. Bien se sabe enamorar, bien requiebra, bien iguala á un cuerpo las partes todas, que para perfecto bastan. Mas harto mejor pelea, y harto mejor que mi guarda sabe, por salvar la mia, no estimar su vida en nada, fuera de haberme traído hasta aqui; porque fué tanta la turbacion que me dió de verme casi en las garras, no ménos que de una Tigre, que quedó la sangre elada, sino es la poca que huyó del corazon á las alas. Desmayéme, en fin, y no es mucho, que si me hallara con el que tiré venablo, quizás por librar á Laura, no fuera la vez primera, que frente à frente esperara de un Oso la fortaleza, de una fiera la arrogancia. Pero volviendo á mi gente, no es vileza, no es infamia, que así me dexasen todos en tal peligro olvidada? Pues por mi corona juro, que he de averiguar la causa; y si es traicion, he de hacer, que sepan quien es Clenarda. Den

En Muger venganza Honrosa.

Dentro ruido de espadas, y dice Leonido. Leon. No soy sino Caballero, mirad bien lo que decis, que solamente á un mentis, sabe desmentir mi acero.

Salen acuchillándose Leonido y el Duqu Uberto, el qual traerá una vanda verde en la mano.

Duq. Detente, fiero villano.

Leon. Ahora me detendré,
porque á quien disteis del pie,
y yo libré con mi mano
está presente. Reyna. Qué es esto,
Duque? Duq. Señora, volver
por tu honra. Reyna. Puede haber
quien me ofenda en este puesto?

Duq. Si, pues viniendo á buscar á vuestra Alteza, encontré su vanda, la qual tomé para humilde se la dar, y descortés y atrevido este Caballero intenta que la dexe por su cuenta, donde propio se ha caído; y viendo que no queria desistir de su quimera, fuerza fué de esta manera enseñarle cortesía.

Leon. Yo no he sido descortés en hacer lo que contais, si bien, Duque, lo tomais de mi intencion al reves: que si tomar impedia la vanda de donde estaba, es con razon, pues bastaba haber podido ser mia. Que pues traer merect en mis brazos á su dueño, era premio harto pequeño una vanda para mi. Mas obró el considerar, que no es casada su Alteza, tanto en mi, que por vileza juzgárala levantar; porque si alguno me viéra con prenda suya, ignorante de la causa, en un instante á mal fin lo atribuyera:

y sobre si acaso fueron favores, podia comprar muerte infame, por tomar aquello que no me dieron: y dexara de su Alteza notada la castidad con rasgos de liviandad, siendo el pensarlo baxeza. Estas consideraciones fueron rémora á mis pasos, pues no hay en muger fracasos, como andar en opiniones. Y así, supuesto que no tomé lo que bien pudiera, no quise que lo traxera, quien despues que yo lo vió. Mas ya que con fieros vanos la tomasteis, bien hicisteis de venir donde venisteis para escapar de mis manos. Duq. Señora, con tu licencia::-Rey. Bueno está. Duq. Que tal consiento! ap. Reyna. Advertid, Duque, que siento mucho vuestra negligencia, y no atribuyais á mengua siaros de este Caballero, que obra con el acero, mas que dice con la lengua; porque si por él no fuera de un Oso aquí defendida, no me hallarais ya con vida, ni la vanda me la diera: la qual quiero que le deis en premio de su valor, y con gusto y con amor amigo con él quedeis. Dale el Duque la vanda, y abrazanse. Duq. Rabiando estoy de pesar. Flora. Dudosa estoy si es Leonido; mas pues aquí me ha traido el Cielo, quiero aguardar hasta ver el fin. Reyna. Haced, Duque, recoger la gente á esta Quinta brevemente. Leon. No me hagais tanta merced, que es muy estrecha mi casa para tal huesped. Duq. Yo voy. Vase. Flora. Llena de temor estoy. Leon.

Leon. Hallaréisla ran escasa, que habeis de quedar corrida; mas con todo, avisar quiero á mis criados. Reyna. Primero quiero saber vuestra vida, el nombre, Patria y nacion. Flora. Ahora saldré de duda. Leon. La lengua ha quedado muda de temor y confusion. Reyna. De qué? Leon. De que habeis pedido que renueve mis dolores. Reyna. Tantos son? Leon. Y los mayores de quantos habeis oído. Reyna. Holgaré en saberlos mucho. Leon. Señora: - Reyna. Ya os lo he mandado. León. Otro dia::- Reyna. Es excusado. Leon. Oidme pues. Reyna. Ya os escucho. Leon. Reyna insigne de Sicilia, en quien pusieron los Cielos de prudente tantas partes, de hermosa tantos extremosz para darte relacion de mis trágicos sucesos, de mis inmensos fracasos, préstame un rato silencio. Es mi Patria Alexandría, Ciudad de Egipto, dó vieron la primera luz mis ojos en el registro del tiempo. Mis padres, que se llamaron Blanca Leonida y Lanspergio si no bien afortunados, . de nobleza poco esentos, me pusieron Leonido, en quien los Astros opuestos influyeron mil desdichas, cumularon mil portentos; el qual nombre me he trocado en Lauro, solo por miedo de un insulto que sabrás, si me estás atenta, presto. Desde mis pueriles años (que como es el amor ciego, ni pone freno a los niños, ni da verguenza a los viejos) puse mis ojos humildes, ó mejor dire soberbios, en un Angel, en un Solz

y para no gastar tiempo, en la mas bella criatura que pintó el pincel supremo, desde que dió el sér al barro en el campo Damasceno. Esta era Flora, en quien puso tan de espacio, tan á tiempo el Cielo sus pertecciones, que pienso, y tengo por cierto, que las parres mas coturnas de hermosura que tuvieron Elena, Lucrecia y Dido, fué ajustando y componiendo en su cuerpo, en sus facciones, en su gala, en su despejo, en su brio, en su donayre, tanto, que desde el cabello, oro fino, hasta la planta del pulido pie, echó el resto la naturaleza, acaso por cifrar en un sugeto de todas sus maravillas un epitome y compendio, que diese á la Luna envidia, y sirviese al Sol de espejo. Visitar le vi tres lustros á la blanca Aurora Febo los cristalinos umbrales, diciéndola mil requiebros, y otros tantos recibir de Delia amorosos besos; quando infeliz comencé á tratar mi amor, poniendo infinitos imposibles á mis plantas, que violentos, forzados de la razon que llevaban, pretendieron, ya representando muertes, ya castigos, ya portentos, poner rienda á mi apetito, y refrenar mis deseos. Comencé, en fin, como digos á hacer á Flora paseos, enviandola villetes, diciendola mil requiebros, gastando costosas galas, haciendo ricos empleos, ofreciéndola mil vidas, dána dándole de mis tormentos de noche parte en sus rejas, aunque siempre (caso adverso!) á mis voces se hizo sorda, Tigre Hircana á mis requiebros, á mi llanto peña dura, á mis quejas qual de acero, desentendida á mis cartas, y ciega á mis galantéos. Así pues pasé tres años, sin tener tan solo un premio en que colgar mi esperanza; y viendo que el sufrimiento, para tantas dilaciones, se iba apurando, soberbio me determiné á pedirla á su padre en casamiento. Era Señor, yo Vasallo, El Conde, yo Caballero, nacido de humildes padres, y él padre del hermoso cielo de Flora, cosa que hacia en mi lastimado pecho concluyentes silogismos con mil argumentos ciertos, que era varia mi esperanza, é imposibles mis funestos amores; mas como ya estaba en esto resuelto, pedila con mil caricias, y negómela con fieros, que un poderoso se ahorra de costeses cumplimientos. Murió el Conde de allí á poco, y quedó Flora vertiendo dos mares de ricas perlas, que á ser capaces de precio, se vendieran muchos hombres por comprarlas, porque es ménos gozar de la libertad, que de pedazos de Cielo. Entendí yo ya que habia concluído por lo ménos con los desdenes de Flora, con los de mi amor desvelos, quando llegándole á dar el pésame á su aposento, que de mil funebres paños

estaba todo cubierto, me dixo tales razones, y tan resueltas, que creo ella me le dió á mí grande, no un pésame, sino ciento. Obedecila cortés aunque triste, no queriendo perder por adelantarme las esperanzas, que el ciego niño Amor me concedia, que nunca sué de discretos arrojarse del peligro á los impetus primeros. Retiróse de su Estado á una Quinta, pareciendo que estaban sin flor los campos, quando no está Flora en ellos. Parecióme esta ocasion bastante, y dexando el miedo á una parte, y el temor á otra, porque son éstos del alvedrio del hombre dos tropezones, resuelto me determiné à coger de su flor el fruto bello. Y aunque tenia amigos muchos, y no me faltaban deudos, no me quise acompañar de ninguno; porque el cuerdo para las acciones viles vá solo, por dos respetos, porque no sepan su infamia, y no h ya en su mal terceros. Llegué una noche á la Quinta de mi bella ingrata, al tiempo que no hay mortal, que no esté al dulce rendido sueño. Y con una que llevaba llave hechiza, voy abriendo desde la primera puerta, hasta el último aposento; y en estando apoderado de las quadras, fui con tiento, y con ingenioso ardid de tal manera poniendo las puertas de los retretes, dó los Pages y Escuderos dormian, que era imposible abrirabrirlas, si no es que al suelo las abatiesen; mas quando de todos llegué al postrero, le abri, y tomando una luz, que al de pedernales fuego habia encendido, me entré con pasos blandos y lentos, hasta llegar dó dormia sin ningun cuidado un viejo, y asiéndole de la mano, puestà la luz en el suelo, le quité el sueño, y mirando que iba á dar voces, al pecho le puse la espada y dixe, que me enseñase al momento el Palacio donde Flora rendia párias al sueño, sin hablar palabra, ántes que el de la muerte instrumento, y tropezon de la vida de su pecho entrara dentro á saberlo, sin haber menester agradecerlo. Calló al punto, porque es caso rigoroso el estar viendo la muerte junto á la vista, y el' vivir en tal aprieto. Dióme las señas del quarto de Flora, humilde pidiendo le concediese la vida, lo qual no hice, que en estos y otros casos semejantes, es locura y desacierto tener piedad, porque es no tenerla de si mesmo. Dándole dos estocadas, dexé al miserable viejo con la ya frigida sangre, matizando al duro suelo. Cerré la puerta, y pasé al celestial aposento (si es justo llamarle así) donde Flora sin recelos de tal fracaso dormia, aunque su corazon, pienso que quando llegué, con saltos se lo estaba ya diciendo. Volvi à cerrar en entrando,

y llegándome hácia el lecho dichoso, por recibir' en sus brazos un Sol bello, estuve con atencion una gran pieza suspenso, considerando el que á hacer iba insulto, en la que viendo imágen divina, estaba tan hermosa, que prometo, que para sus pechos castos. era el cristal muy grosero, muy tosco el blanco marfil para el torneado cuello, imperfectos los jazmines para el espacioso cielo de su frente, y el coral perdió los hermosos léjos para con los de su boca rubicundos labios bellos. De las esparcidas hebras de la madeja, que á Febo causara envidia, se hacian mil sortijas, hasta en medio de las purpureas mexillas, donde estaban compitiendo la nieve con el carmin sobre el asiento primero. Admirado pues de ver, ó mejor diré, con miedo de oponerme á su divina honestidad, mas me acerco, y apénas toqué una mano de azucenas, quando abriendo dos soles, que encandilaran el ave de mas imperio, recordó despavorida, como le sucede, pienso, á la Aurora quando llega su amante á verla en el lecho desnuda, que vergonzosa procura cubrirse: esto representaba mi Flora entre espantos y entre miedos. Quiso llamar los criados; pero le sali al encuentro, diciendo, que los dexaba en sus propias camas muertos. En fin, estuve con ella

2 3 10

mas de un hora debatiendo, ya amoroso, ya enojado, y ella á todo resistiendo; que el ánimo mugeril, quando está á un desden resuelto, ni por ruegos ni amenazas desistirá de su intento. Por lo qual, considerando que eran las palabras viento, remitir quise á la fuerza, io que no alcanzaban ruegos. Pero apénas con mis brazos medi los suyos tan tersos, que con los hilos de sangre el candor' cobraba aliento, quando á los de voces suyas, dignos de compasion écos, vide por la puerta entrar al que yo di muerte viejo, con una espada en la mano, y hácia mí se viene, habiendo muerto primero la luz, dexándome á mi mas muerto. Cayó desmayada Flora sobre sí misma, que un cielo no es razon que caiga nunca, sino en brazos de si mesmo. Y yo lleno del espanto, cercado todo de miedo, palpitando el corazon, y erizado todo el pelo, dexo su lado, y procuro, tirando golpes á tiento, escapar solo la vida, joya que no tiene precio. Mas como era, en fin, castigo de mis lascivos deseos, y ánima con la que estaba, porque no podia haber cuerpo, si todas quantas tiré cuchilladas di en el viento, y ella no tiraba golpe, que no me acertase al pecho. Determiné de dexarla, y tropezando y cayendo, con los de la puerta umbrales acerté á dar, despidiendo por la voca tristes quejas,

por los ojos llanto inmenso, por las cicatrices rotas de sangre mil arroyuelos. Salí de la Quinta así, rodeando por momentos la cabeza por si acaso alguno me iba siguiendo. No quise de aquesta suerte irme á la Ciudad, temiendo] el justo enojo de Flora, y el peligro, por ser léjos: porque iba tan desangrado, que si del bosque primero en un pastoril albergue no hallara tanto remedio, como de una Pastorcilla, la qual con piadoso zelo me repretó las heridas y aplicó medicamentos; este fuera el dia, en que hubiera de mis excesos dádole la cuenta á Dios, y no buena en aquel tiempo. Sabiendo pues la pesquisa rigorosa que iba haciendo Flora en todos sus estados, quise poner tierra en medio. Aquí á Sicilia pasé, donde del radiante Febo he visto cumplir diez cursos por zonas y paralelos, retirado en esta Quinta, en cuyos bosques espesos me entretengo en matar fieras, porque en sus pechos me vengo de aquella que se mostró tan fiera para mi pecho. Hoy sali al mismo exercicio, permitiéndome los Cielos, que libertase á tu Alteza de aquel monstruo, que grosero iba ya á ser de tu vida parca fatal, si al encuentro no le faltara mi espada, que de los hombres tan presto le derribó la cabeza, que fué saltando un gran trecho, mordiendo el suelo, pensando

que estaba aun unida al cuerpo. Dicha, señora, fué tuya, como mia, porque es cierto, que no he tenido jamas dicha, si no ha sido en esto. Esta es mi historia, no quieras saber mas, solo te ruego, si ocaso de mis desdichas se te ha enternecido el pecho, no me descubras á nadie, pues sabes que en el secreto, si Flora me busca, estriba la poca vida que tengo. En mí, quando tú quisieres salir á cazar, te ofrezco un esclavo, que con los pocos criados, al bello, que en tí el sacro Cielo puso talle y á esos dos luceros, con alma, vida y hacienda serviré siglos eternos. Reyna. Tan admirada he quedado de tus desgracias, Leonido, que á buena suerte he tenido el susto que hoy he pasado. Y pues en el tiempo vario jamas has podido hallar sino zozobras y azar, desde hoy por mi Secretario irás conmigo. Leon. Tus pies beso mil veces, senora. Flora. Ya hemos confirmado, Flora, esta verdad: ea pues, saquemos del pecho adusto rayos para la venganza, sea, sea su privanza muerte de todo su gusto. Reyna. Vamos, que me aguardarán. Leon. Que me mandeis solo espero. Flora. Al descuido salir quiero. Leon. Que como á divino iman, de vuestro coturno iré siguiendo la hermosa huella, que será para mí estrella, por estampa de tal pie. Reyna. Y en fin, que te has de llamar Lauro ? Leon. Y humilde te pido, que no me nombres Leonido.

Vase á entrar, y sale Flora al encuentro de donde estaba oculta. Flora. O qué encuentro tan dichoso! O qué tan alegre vista para quien cercada viene de cuidados! Reyna. Bien venida seas, Laura, y no te espantes, pues en desgracia y desdicha hemos corrido hoy parejas. Leon. Cielos, no es la estampa misma ap. de Flora la que estoy viendo? Sí, porque son conocidas las señas del talle y rostro, labios, ojos y mexillas. Mas quien la ha de haber traide aqui desde Alexandría, surcando salobres aguas, y atravesando Provincias? Quién? el zelo de la honra, la venganza, la justicia, que atrevimientos enormes en qualquier parte castiga. Que aunque no conseguí el fin, se le dá la pena misma al que vá á hacer la muerte, como al que la ratifica. Y así, si es ella, y ha oído la relacion referida, me ha de prender si no salgo esta noche de Mecina. Privados tengo los pulsos, la sangre en las venas fria, palpitando el corazan, agonizando la vida: todo estoy hecho de marmol. Reyna. Háblale, Lauro, á mi prima. Leon. El disimular importa. A tus pies, senora mia, tienes un menor criado. Flora. Levantad, que no soy digna de que ante mi se arrodille hombre que la Reyna estima. Reyna. Débole, Laura, muy mucho, que te contaré en la Quinta con mas espacio esta noche. Leon. Llamarla Laura, y ser prima ap. suya, bien claro se muestra,

que mi loca fantasía se ha engañado; mas con todo no cobraré las perdidas fuerzas, hasta averiguar este caso. Flora. Y determinas, señora, quedarte aquí?

Reyna. Si, Laura. Flor. Cuya es la Quinta? Reyna. Del que está presente. Leon. Vuestra

es, señora, mas que mia.

Flora. Vamos, pues. Reyna. Camina, Lauro.

Leon. Milagro será si atinan mis torpes pies á llevarme; mas si me esperan desdichas, sí acertarán, porque siempre tras ellas se precipican.

Salen Martin y Clavela. Mart. En fin, os llamais Clavela? Clav. Ya no te he dicho que si? Mart. Soy muy flaco de memoria: pero no os habeis de erguir, quando yo estoy en mi casa, y vos en casa de mi::-

Clav. De quien? Mart. De mi señor digo: déxame á espacio decir,

que estoy :: - Clav. Cómo estás ?

Mart. Traspuesto.

Clav. Pues anda, vete á dormir. Mart. No, Clavela, no procede mi trasposicion de ai.

Clav. Pues de donde? Mart. De tu nombre,

que me hizo un retintin en las tripas, que parece, que al instante que le oi, comenzaron á danzar, sirviendo de ministril el órgano de tu voz; y como yo estaba, en fin, el mas próxîmo á la danza, y tan proximado á ú, en oirla me traspuse, y en verme me diverti.

Clav. Muy gracioso eres. Mart. Soy en gracias el mas feliz que ha habido desde el diluvio.

Clav. Cómo te llamas? Mart. Martin ó Tordo, pues es lo mismo.

Clav. Muy bien te quadra.

Mart. Pues di, sabes el cuento? Clav. Yo no.

Mart. Pues quiérotele decir. Presentáronle á mi madre, vispera de San Pasquin, un exército de cosas para el tiempo de parir; como fueron, cien panales, seis mantillas y un candil, un asador, dos sartenes, un perro, un gato, un rocin, un almirez con su mano, una flauta, un tamboril, dos gallinas, tres capones, un pato y un tordo, en fin. Y como mis dos abuelas, dándose puñadas mil, riñesen sobre qual nombre mejor me estaría á mí; saltó el tordo muy erguido, diciendo: Martin, Martin. Cayóle en gusto á mi padres y dixo: no hay que reñir, que Martin se ha de llamar; y como estuviese alli el Cura, sué de su parte, con lo qual cesó el motin: y como Martin y Tordo son sinónomos, así á veces Tordo me llamo, y á veces solo Martin.

Clav. Gusto me das con tus gracias. Mart. Enamórate de mí,

y verás como te pongo de chufletas. Clav. Pues has de ir á la Corte, guárdalas para allá, que no hay aquí tanto lugar. Mart. Dices bien: me tendrás espadachin en la Corte, y yo que soy poco amigo de renir, me he de hallar mal.

Clav. No hayas miedo.

Mart. Confiado he de ir en ti. Clav. Vamonos, que llega ya

mi señora. Mart. Es Laura? Clav. S Mart. Ya me voy, Clavela, pues;

mas no tengo de dormir

un punto porque he de hacer á tu nombre un villanci, á tus labios un soné, á tu cuello una canci, á tus mexillas cien vers, y un roman á tu nariz: que quiere decir, Clavela, si no entiendes el Latin, un villancico á tu nomb, un soneto á tus labi, una cancion á tu cue, cien versos á tus mexi, y á tu nar un buen romance; con lo qual Dios nos dé aquí gracia, salud y dineros, y su santa gloria al fin. Vanse. Salen Felisardo, Rey de Ungria, y Rosardo Marqués. Felis. Con mal pie habemos llegado, pues no está la Reyna aquí. Ros. No mas de por eso? Felis. Si, esto me ha pronosticado mal fin en mi pretension. Ros. No diga tal vuestra Alteza. Felis. Me ha causado gran tristeza. Ros. Es vana imaginacion; porque bien mirado el caso, mas se debe atribuir á buena suerte venir á tal tiempo. Felis. Hablemos paso. Ros. Solos pienso yo que estamos. Felis. Pues estoy determinado, Marqués, de que distrazado esta empresa consigamos. Ros. Yo estoy de ese parecer, porque gran mengua seria venir aqui un Rey de Ungria solo á ver una muger. Por lo qual será mejor diga tu Alteza, que viene á las vistas, y que tiene título de Embaxador, porque aquí no habrá persona, que te conozca; demas, que muy disfrazado estás. Felis. Diera toda mi Corona por tener feliz suceso. Ros. Yo espero que le ha de haber;

pero te importa tener ménos cólera, y mas seso. Felis. Terrible es mi condicion, mas no tan precipitada, que dexe de ir ajustada á leyes de la razon: y así, si alguno me trata fuera de ella, es como al mar el quererme refrenar. Ros. Pues eso te desbarata? Felis. Ya lo echo de ver, Rosardo; mas intentarme abstener entonces, será querer que no sea Felisardo; y si acaso con desden piensa Clenarda tratarme, ella puede perdonarme, que tengo de hablar tambien. Ros. No será acertado medio descubrirse vuestra Alteza? Felis. Ya echo de ver que es baxeza; mas no habiendo otro remedio, vo le enmendaré. Ros. Fiado en tu prudencia, señor, espero que de este amor tendrás el fin deseado. Felis. Vamos, porque es imposible, si viene de caza hoy, hablarla, y mas qual estoy. Ros. Condicion tiene terrible. Vanse, y salen Leonido y Martin. Leon. Ya hemos llegado, Martin, á la Corte. Mart. Laberinto le llamo yo, pues me dicen, que por milagro se ha visto acertar hombre á salir una vez dentro metido. Pero dexando esto aparte, cuéntame lo que te ha dicho Laura, que bien sé que estás desde ayer ::- mas no lo digo, que tengo mucha vergüenza. Leon. Enamorado? Mart. Eso mismo. Leon. No lo niego: mas no basta, Martin, haber padecido diez años de soledad? Mart. Y sobra, por Jesu-Christo,

que no somos San Antones,

Ge-

Gerónimos ni Benitos. Leon. Sabrás pues, que estando anoche de mil ansias combatido, cercado de mil temores, y temiendo mil peligros, por recelos que me es fuerza callarlos y no decirlos, se llegó Laura hácia mí, y con semblante propicio me dió, sí bien con recato, el parabien de mi oficio. Dile las gracias gozoso, lo qual vino á ser, motivo de travar conversacion con muy corteses principios. Yo le conté con rebozo mi historia, y ella al proviso me hizo de toda su vida un epitome sucinto. Dixome como su padre, que tué de la Reyna tio, quedó de Amurates preso en la Conquista de Cipro, el qual murió en la prision con su muger y sus hijos, sino es Laura, á quien libró, despues de haber padecido diez años de cautiverio, con un generoso arbitrio Arnesto, que á la sazon estaba rambien cautivo; y que habrá un mes que llegaron à Sicilia, donde han sido recibidos de la Reyna con fiestas y regocijos. Estas palabras, Martin, fueron en mi pecho frio llamas de amor, que abrasaron mis engañados juicios. Quedose quieta mi alma, mi confusion se deshizo, y de mis vanos recelos se borraron los designios. Y en este instante el amor bosquejó en el lugar mismo dó estuvo la fantasia, un diseño tan al vivo, que le juzgué ya perfecto,

aun ántes de colorido, segun la operacion fuerte, y el efecto que en mí hizo; porque ya las cinco flechas pendientes del blanco armiño de su mano iba á tocar, si no me hiciera un retiro un poco esquiva, por ser su amor recatado y limpio, ó de vergüenza, ó ya fuese porque la Reyna nos vido. En fin, se apartó de mí, hasta que por el camino esta mañana, pasando por junto de ella, me dixo con los ojos, como estaba unido su gusto al mio, con que confirme mis glorias, y juzgué el breve desvio y esquivéz de anoche, solo por paréntisis impio al periodo, Martin, de la dicha que consigo. Mart. Pardiez, señor, que me huelgo, porque yo tambien he visto á Clavela, que ha de ser la clave de mis sentidos, la cerraja de mi alma, tenazas, clavo y martillo, que me clave y desenclave: mas la Reyna. Leon. Suerte ha sido. Salen la Reyna, Fiora, Clavela, Arnesto, el Duque Uberto y acompañamiente. Geyna. El caso importa mirarse. Duq. Tus Consejeros lo ven. Arnest. Y aun condenan tu desden. Reyna. Como ellos no han de casarse, todo les parece bien: yo lo miraré mejor, pues soy quien me he de casar. Leon. Yo quiero, Martin, llegar. Duq. Justo es, que á un Embaxador de Ungria ::- Reyna. No hay sino callar. Leon. A tus pies, señora mia, tienes á Lauro postrado; perdona si me he tardado, por ser hoy el primer dia en que entro á ser tu criado.

Reyna

Reyna. Levantad del suelo, aizad, Secretario, que no habeis hecho falta. Leon. Es que me haceis dos mil mercedes. Reyna. Mirad, que aquesta noche me hableis. Leon. Cumpliré vuestro mandato, y humilde os pido, señora, que mireis aqueste ahora. Dale un Memorial. Reyna. Que me place. Leon. Sedme grato, ap. Cielo, solo en esta hora. Duq. Qué decis, señor Arnesto, á estas cosas? Arnest. Que es rigor tratar á un Embaxador tan desabrido; mas esto consiste en falta de amor. Duq. Nunca el casar le ha agradado. Mart. Clavela, ya has olvidado á quien no cesa de amarte? Clav. Qué quieres? Mart. Hazte á esta parte, te contaré mi cuidado. Clav. Qué hay de poesía? Mart. Sonetos, villancicos y canciones. Clav. Versos serán remendones. Mart. No son, si los mas perfetos que han oido las naciones. Flora. Confusa estoy y turbada, y con no pocos temores de esta carta, que hay rigores, que hasta estar en la estacada no discubren sus dolores. Pero quién puede saber en Sicilia quien yo soy? Leon. Temblando de miedo estoy. Flora. Ya ha acabado de leer. Reyna. Ha Lauro? Leon. Muriendo voy. ap. Señora. Reyna. Necio y discreto en tu pregunta has andado: necio, en haber preguntado, si tendrá tu amor efecto, quando hayas à Laura amado, supuesto que echas de ver, que es mi prima, y que scria, como suya, mengua mia, venir á ser tu muger, despreciando yo al de Ungría. Discreto, en que en preguntar,

segun, Lauro, me imagiao, te confiesas por indigno, y para despues no errar. preguntas por el camino. Bien has hecho, y porque es justo que venza la discrecion, premiarte es mucha razon; y asi, si es de Laura gusto, no te haré contradiccion. Leon. Beso mil veces tus pies. Dug. Alguna merced le ha hecho. ap. Flora. No le hará muy buen provecho. ap. Reyna. No os digo mas. Leon. Premio es, como de ese heroyco pecho. Reyna. Ven conmigo. Flora. Lauro, escucha. Vanse la Reyna, el Duque y Arnesto, y al irce Leonido le detiene Flora. Leon, Ya voy. Ya, senora mia, á Flor. vuelvo. Flor. Gentil cortesia! Leon. Me llamó la Reyna. Flor. Es mucha razon, andad. Leon. Bien podia dexarme aqui, pues quedaban dos soles que me alumbraban, á cuyos rayos quisiera calentarme, si pudiera cumplir lo que me mandaban. Flora, Qué le has pedido : Leon, No mas, de que me dexe adorarte, servirte, verte y amarte. Flora. O qué escrupuloso estás! Leon. A darte de todo parte al punto vuelvo. Flora. Id con Dios. Leon. El me vuelva presto á vos. Flora. Me amas mucho? Leon. Mas que á mi. Flora. Qué dices ? Leon. Que estoy en ti, tú en mi pecho, yo en los dos: qué me respondes? Fiora. Que estoy agradecida á tu amor. Leon. Dame pues algun favor. Elora. No te vás? Leon. Ya no me voy: la Reyna aguarde. Flora. Peor es hacer tal desacierto: vuelve luego. Leon. Y si no acierco, cómo, Laura, volveré? Flora. Pues por qué, Lauro Leon. Por qué? porque voy de amores muerto. Vanse Leonido y Martin.

Clav. Lástima tengo, señora, de que seas homicida de quien á tu amor rendida tiene el alma. Flora. Si es traidora, no es justo que tenga vida; que quien atrevido y loco me quiso el honor quitar, sin ver ni considerar, que estimandome en tan poco me tenia de vengar, es cierto se resolvió el castigo á padecer. Este en mi le ha de tener, que será en dárselo yo mas grande por ser muger, que aunque tan amante ahora me requiebra y enamora, bien sabes que no es por mí, que á fe no lo hiciera asi, si supiera que soy Flora. Mas pues tambien ha trazado lo que tanto he deseado, le he de mostrar mucho amor, para vengarme mejor cogiéndole descuidado. Se hallará de aquesta suerte, si saliere victoriosa; tirano amor en esposa; un alivio en una muerte; y en Muger venganza Honrosa.

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen Felisardo, Rey de Ungria y Rosardo. Marqués.

Ros. No hay por qué estés enojado de haber esperado un mes. Felis. Por mí Corona, Marqués, que estoy ya tan entadado, que si no echara de ver, que me mata su hermosura, atribuyera á locura sufrir tanto á una muger; porque no quererme dar el si ó no, tan solo es para matarme despues,

comenzarme á hacer penar.

Ris. Digo que teneis razon; pero has de estar advertido, que pues no te ha despedido, te tiene alguna aficion: aguarda, que en la esperanza se sustenta todo amor.

Felis. Nunca en hombres de valor lugar esa regla alcanza, que un Principe no ha de estar sujeto á la comun ley, que eso ya no era ser Rey, sino hombre particular; fuera de estarle tambien á Sicilia el casamiento.

Ros. No hay por qué estés descontento, hasta que respuesta den.

Salen rinendo el Duque Uberto y Leonido, y Arnesto metiendo paz.

Duq. Pues tu te atreves a mi? Arnest. Teneos, Duque. Leon. Mi persona os dará á entender quien soy.

Arnest. Detente, Lauro.

Ros. Aqui importa socorrer. Felis. Qué es esto? Afuera, ténganse todos.

Metese de por medio el Rey y el Marques.

Duq. Tú tomas

el guante que alcé primero? Leon. Es mio. Felis. Bueno está y sobra. Duq. Agradeced al padrino. Leon. Sí agradezco, por ser cosa injusta quitar la vida á quien me dió á ganar honra por esta prenda, la qual

me podreis pedir á solas, Duque, quando os diera gusto: solo os advierto, que es poca lo potencia que teneis para hazaña tan heroyca; porque llevando commigo, quien es bastante á hacer sombra, y á servir de nube en parte al lucero de mas orlas; (que à quien tiene en si dos soles, bien le quadra esta axioma) es cierto, que ha de impedir

vuestros golpes, y en retornas,

pues es nube de una mano,

pres-

prestará á mi mano bombas, aunque os consuma y abrase, con que el abismo esconda quantas me pusiereis vidas, quantas traxereis personas para de mí defenderos, que para hacer esto sobra, Duque Uberto, solo un guante de una muger que es hermosa.

Vase Leonido, quierele seguir el Duque,

Duq. Señor, aunque perdoneis::Felis. Estaos quedo, que no importan
las palabras, quando son
de amantes, porque son locas;
que un hombre que tiene amor,
yo os doy palabra, que montan
tanto, como estar sin seso.

Duq. Yo os obedezco. Felis. Estas cosas son propias de los que aman, todo es pesares, discordias, agravios, zelos, desdichas, sin otras dos mil zozobras. En mí está claro el exemplo, ó en mi Rey, porque las horas, me escribe, se le hacen años, aguardando la dichosa resolucion de la Reyna.

Ros. Muy bien finge. Arnest. Bien á Flora

se le trazan sus intentos.

Duq. Señor Embaxador, toda
la fuerza de estos negocios
pienso estriba solo ahora,
en que la Reyna ha sabido
de fidedignas personas,
que es Felisardo::- Felis. Decid.

Duq. De condicion rigurosa.

Felis. Qué mas: Duq. No se dice mas.

Felis. Pues á fe::- Ros. Señor, reporta.

Felis. Que lo será de tal suerte,

quando tales voces oiga,

que puede al punto Sicilia

tomar las armas. Ros. Ahora ap.

se pierde, si se descubre.

Duq. No os altereis, que aunque sobran

fuerzas para resistirle,

quando á venir se disponga,

yo os prometo de mi parte alentar tanto las cosas, que á mas tarde esta semana queden firmadas las bodas, pues á todos está bien.

Felis. Hareisme merced no poca, Duque, que sabré pagar por salir de esta congoja: y á los, que de mi Rey dicen falsedades tan notorias, decidles, que yo, que soy aquí su propia persona, sustentaré cuerpo á cuerpo, ó de otra, si quieren, forma, que mienten en lo que han dicho: mas porque es accion muy propia de cobardes el venir siempre en gavilla y en tropa, decid, que vengan así, que para alcanzar victoria de quadrillas fementidas, una amenaza, una sombra de quien la verdad desiende, es bastante y poderosa.

Vanse Felisardo y Rosardo.

Arnest. Brava arrogancia, por Dios.

Duq. Estos efectos denotan

ser verdad lo que se ha dicho,

porque claramente consta,

que ningun hombre jamas

se enoja ni se apasiona

de aquello que probar puede

solamente con las obras.

Arnest. Es verdad, que da motivo para sospechas no pocas haberlo sentido tanto el Embaxador. Duq. No importa, que primero que á la Reyna le salga el sí de la boca, sabrá la verdad muy bien; pero volviendo á mi historia, qué os parece el desacato de Lauro? hubiera persona, que oyendo tales oprobios, y escuchando tales cosas, tuviera cordura, Arnesto?

Arnest. Digo, que razon os sobra;

Arnest. Digo, que razon os sobra; pero la altivez que tiene

es, porque Laura le adora:
para matarle despues.

Duq. Y mas se sia en la honra,
que le hace la Reyna. Arn. Es justo,
si le dió la vida. Duq. Apoyan
mas de lo que sué el suceso:
pero dexando esto ahora,
vamos á hablar á la Reyna,
para, que á hacer se disponga
lo que mejor le estuviere.

Arnest. Por una via ó por otra ha de ser el casamiento, Duque, solo á nuestra costa. Vanse. Sale Flora.

Flora. Noche, que con tu manto poderosa, eres para encubrir rayos lucientes. del claro Febo, á cuya luz desmientes, miéntras que en el Océano reposa: Dame tu auxilio, muestrate piadosa en socorrer mis pasos diligentes alque pretendo fin; pues que bien sientes, q es la q quiero hacer véganza hourosa. Y pues tú fuiste quien en mi tormenta á Leonido le diste confianza para mi deshonra, estame atenta á la que quiero conseguir bonanza, que quien ayuda dá para la afrenta, justo es la dé para tomar venganza. Sale Clavela. Ya he prevenido, señora, todo quanto me mandaste; ya di tu carta á Leonido, que con ternezas notables, como hombre engañado, al fin, y del suceso ignorante, le dixo dos mil requiebros, que á ser las letras capases de sentido, pienso yo trocaran a aquel instante las razones, por no ver lear con afectos tales, à quien solamente tiene pensamiento de matarle; y en lugar de que viniese, dixeran que se ausentase. En fin, la leyó, y me dixo, que gustara de esperarte, per gozar de ti despues des mil horas que le mandes.

Vine con esto, y al punto entró Arnesto, con el arte y diabólico instrumento al puesto que señalaste. Quedé temblando de verle, y quisiera que mirases mas bien, señora, primero lo que se te hace tan fácil. Flora. Yo no he menester, Clavela, que me dé consejos nadie, para lo que á mí me importa; pues que conoces y sabes kodo el tiempo que he gastado en buscar por todas partes un modo por donde pueda honradamente vengarme. Y, aunque parece dificil, es en nosotras tan fácil hallar para una venganza el modo, camino y arte, que si alguna no la intenta, no es porque el saber le falte, sino por andar buscando cada dia otra mas grande. Yo la he hallado; y así no tienes que aconsejarme, porque una muger resuelta en hacer un disparate, aunque delante se pongan exércitos y falanges, dará la vida primero, que dexe de executarle. Vanse.

Sale Leonido. Leon. Noche, que con tumanto tachonado de noctibaxas luces, me pareces, que mirando por brujulas ofreces dulce ocasion á todo enamorado: Guia mis torpes pies al regalado (ces pecho de Laura hermosa; y pues dos veson ya con esta las que favoreces al ménos en amor afortunado; humilde te suplico, que no sea? tan inheliz mi suerte, como quando de los brazos de Flora salí huyendo: Aparta tales sombras de mi idea, miéntras el cielo, que me está esperando, llego á gozar, porq las voy temiendo. Sale Martin. No he tenido posa suerte,

pues

pues no he tomado ninguno, ya que de mi Clavelilla me voy como vine ayuno. Vive Dios, que es gran picaña, pues viendo quan sin barruntos podiamos esta noche lograr nuestro amor y gusto, se ha hecho de la perdida, y se ha escondido al descuido. dexándome entre tinieblas hecho mochuelo ó lechuzo. En la antesala de Laura estos ahora, y barrunto, que me puede alguno ver si aqui me detengo mucho. Yo me voy, porque no quiero ser causa de algun insulto, que le cueste á mi señor honra ó vida ó todo junto. El queda ahora con Laura, á la luz de dos carbunclos, gozando de sus amores, sí bien, muy castos y puros. Mas ay de mi! en aquel lado me parece que hay un bulto, si no es que con las vislumbres de la lampara lo indujo mi vista, la qual está tan perdida ya del susto, que ahora se me hacen ciento donde vi denantes uno. No sé qué tengo de hacer, porque si es que me aventuro á pasar por junto de él, aunque sea un zambo ó zurdo, á palos ha de enviarme á cenar al otro mundo. Si vuelvo à entrarme, es peor, porque todos de consuno, los de adentro y los de afuera, me han de dexar en los puros: temblando estoy como azogue. Leon. Con mil de mi honor impulsos, con dos mil de Laura zelos estoy luchando confuso, viendo que ha salido un hombre de su quarto: el pecho adusto de cólera é ira vá

aumentándome por puntos fuerzas, para que esta noche sea de los dos verdugo, si ratifico mi agravio, y es verdad lo que barrunto. Este, sin duda, es el Duque, porque à este puesto ninguno, si no es él, viniera á darme los que ya padezco y sufro zelos, que se han de volver en tal detrimento suyo, que como yo de amor, puede tenerlos ya él de difunto. Y si está Laura ocupada, que por imposible juzgo, vive Dios, que ha de probar tambien los filos agudos de mi estoque, por las bocas que le abriré, porque el gusto que ella tuvo en deshonrarme, me le dé su sangre en triunfo: mas dexando dilaciones, yo llego. Mart. Por San Panuncio, que se acerca á mí: ya es tuerza mostarme un poco robusto, sacar la espada arrogante, echar tres ó quatro rumbos, y fingirme Duque 6 Conde, que me viene bien á punto ahora, porque ya huelo mas que almizcle y calabunco: pero quiero adelantarme. Quién vá allá? Leon. Eso pregunto. Mart. No lo he oído hasta ahora. Leon. Oidlo pues. Mart. Oste puto: el diablo me metió aquí. Leon. Qué decis? Mart. Que estais sanudo: pues no echais de ver que soy el Duque Uberto? Leon. Qué escucho! mi deshonra: pues qué aguardo, que vengarla no procuro? Ea, valeroso brazo, dad á conocer al mundo, que soy Leonido, y que soy quien para tales insultos no ha menester otra ayuda, ni delante mi otro muro,

ni mas armas que esta espada,

ni mas que mi pecho escudo; porque quien lleva delante la razon, vá tan robusto, que en falanges de enemigos se puede arrojar seguro.

Mart. Segunt se ha alterado, mas que el propio Duque es presumo, y el modo para matarme está inquiriendo confuso. Negros pañales mi madre me vissió, tristes arrullos me fiizo, y negros gorgeos

los que yo hice en brazos suyos. Leon. No hay que aguardar mas: Duque, pues que à los Cielos les plugo, que os topase en este puesto, veníos para mí al punto, probareis de aqueste brazo el mas valiente, que puso valor la naturaleza con el soberano impulso.

Vá retirándose Martin, y Leonido le sigue. Lauro soy, no os retireis, porque si me acerco mucho, soy fuego, y os dexaré convertido todo en humo.

Mart. Hablara yo para ogaño; que estoy ya casi difunto: señor; yo soy Martinico.

Leon. Pues, infame, quien te trujo aquí dentro? Mart. Quedo, quedo, no te llegues, porque juzgo, que no te he de oler muy bien, porque estoy::- Leon. Que aquesto sufro!

Mart. Señor, como con Clavela ando continuo en dibujos, y en mis dares y tomares, y ea puntos y contra puntos, la quise esta noche hablar, pensando venia seguro de tí, como te juzgaba de la hermosa Laura junto; y habiendo::- Leon. No digas mas: vete de aqui, que te juro, que me has dado pesadumbre.

Mart. Y tu á mí miedo muy mucho: te he de esperar? Leon. Aqui fuera, que está un poco mas obscuro,

estarás, ó sino vete; no acierte á toparte alguno. Mart. Las diez conté quando vine; entrar puedes. Leon. Vete al punto, que yo sé lo que he de hacer. Mart. Por servirce me haré mudo,

y plegue á Dios, que me dé cien azotes un verdugo, si por sesenta Clavelas

otra vez me hiciere buho. Leon. Que en este puesto aguardase me escribió mi Laura hermosa, diciendo, no me enfadase, por ser contingente cosa que la Reyna la ocupase. Dos horas ha que la espero, de su palabra fiado, y como tanto la quiero, no solo no me da enfado, mas por esperarla muero; porque, quando alguno aguarda. una gloria muy subida; de esperar no se acobarda; porque es mas apetecida, miéntras mas en venir tarda. Fuera de que es bien tomar un grande placer con tiento, porque acontece matar. un repentino contento á veces mas que un pesar. Mas ay de mi! qué dolor en este punto me ha dado!cubierto estoy de un sudor tan frio; que me ha dexado sin fuerzas y sin vigor. Ay Laura! qué triste hora es esta en que me has llamado,

aunque el dolor que en mi mora, solo es de haberme acordado en este punto de Flora: que aunque soy robusto y fuerte, y de ordinario la alabo, viene á dexarme de suerte pensar en ella, que al cabo

pienso, que me ha de dar muerte. Queda dormido, y sa'en Flora con una carta; Arnesto con una escopeta y Clavela. Flora. Ya creo que se ha dormido,

aguar-

aguardame en esta puerta,
y hasta que yo avise, Arnesto,
no dispares la escopeta.
Sabes lo que te he advertido?
Arnest Auuque no me lo advirtieras,
no me atreviera á hacer mas.
Flora. Pues Clav la po lo sepa
hasta el fin. A nest. Así lo haremos.

Flora. Quiero con esto, que entienda el mundo la traza y modo con que una muger se venga.

Clav. Señora, mira, por Dios::-

basta que te he dicho ya, que quedarás muy contenta de lo que yo hiciere ahora.

Arnest. Dexala: no la detengas. Llega pues. Flera. Tened silencio. Llega Flora á donde está Leonido, y le

dexa la Carta, y quedan Arnesto y Clavela á la puerta.

Arnest. Si en esta ocasion dispierta, se ha de hallar perdida Flora, aunque son tales sus tretas, que sabrá salir de todo.

Clav. No haya miedo que se pierda.

Arnest. Con todo vá temerosa.

Clav. El tener temor es fuerza en lance tan apretado.

Arnest. Ya viene. Flora. Dispara, y entra tras mí al punto.

Dispara Arnesto la escopeta, y vanse todos, y Leonido se levanta asustado.

Leon. Quién vá allá?

qué traicion é infamia es esta?

Nadie hay aquí: pero quién
esta carta me ha dexado?
que segun me da cuidado,
no me pronostica bien,
ni el modo con que la han dado;
porque ó bien quiso matarme
quien el tiro disparó,
ó bien quiso dispertarme,
y esta carta me dexó
para algun consejo darme.

Suframos temores tales
á solas, porque mi suerte

me los da tan desiguales,
que no hay que temer la muerte
quien puede sufrir los males.
Y así, yo quiero leer
signándome con la Cruz
esta carta, para ver,
pues en la lámpara hay luz,
lo que me mandan hacer.

Acercase á una lámpara, que habra á un lado.

Dice el sobre-escrito así: Lee. Si tratas de amores mas, abreme, que solo en mí el desengaño hallarás de lo que te importa á ti. Rep. Si no es bastante ocasion esta para quedar muerto, juzgue la propia razon, pues quanto miro dispierto señales de muerte son. Valgame Dios! quién será el que me dió este papel? qué es lo que decir querrá? pues solo en verme con él dos mil angustias me dá? Y tengo tan oprimido el corazon en el pecho, que con haber ya leído, que está dentro mi provecho, las manos me ha entorpecido de tal manera, que quando me determino à le abrir, están de temor temblando, que parecen impedir lo que estoy ya deseando. Pero qué bien puedo hallar

que es baxeza andar así.

Abre la carta, en la que estará pintada la muerte, con el rotulo:

Mas quién está aquí pintado?

Lee. Yo soy Leonido: ay de mí!

que me ha muerto mi pecado.

en quien me manda apartar de los de mi Laura amores,

rabia, desdicha y pesar?

Salgamos pues de cuidado,

sino penas y dolores,

Al leer el rotulo, da una gran voz, y cae amortecido; y sale la Reyna á medio vestir con una espada en la mano y en la otra una luz.

Reyna. Por aquí sonó la voz, y por esta misma parte dispararon la pistola, que me dispertó denantes.

Salen por el otro lado Flora, Arnesto y
Clavela de prisa.

Flora. Sal, Arnesto, sal, Clavela, que esta voz es de mi amante, y pienso que me lo han muerto, para á mí tambien matarme.

Regna. Posible es, que en mi Palació se haga traicion tan grande?
Flora. Prima, señora, pues tú

sola y de esta suerte sales?

Reyna. Si, Laura, porque me importa saber quien aquesto hace, casi en mi propio aposento, casi en mis propios umbrales.

Arnest. Aqui está Lauro tendido. Lleganse todos á verle.

desdicha! Flora. Ay Lauro querido!

ay dulce esposo! ay mi amante!

Reyna. Ea, Laura, no des voces. Arn. No está muerto. Reyna. Levantadle,

que algun desmayo será.

Flora. Bien temia yo estos males,
bien temia estos sucesos,
bien temia estos pesares.

Clav. Quién vió fingimiento igual! ap.
Reyna. Ya te he mandado que calles.
Levantan á Leonido, y vuelve en sí,

mirando à todos. Arn. Ha Lauro? Lauro? Flora. Bien mio? Reyna. Ya vuelve. Glav. Los ojos abre.

Arnest. Ya está en sí.

Reyna. Lauro, qué es esto?
Flora. No me hablas, Lauro?

Leon. Ay Angel!

Reyna. Te han herido? Leon. No señora, aunque está de parte á parte pasado mi corazon.

Reyna. Pues di cómo? Leon. Que me place, Reyna y señora, yo soy quien tú solamente sabes, y en este papel ver puedes, si de ello estás ignorante. Enseña á la Reyna la carta, y admíranse

todos. Yo soy, señora, en amores el hombre mas miserable, que crió naturaleza del globo en las quatro partes. Bien sabes lo que te dixe en mi Quinta aquella tarde, que te perdiste cazando, y yo solo pude hallarte; pues dexando aquello, ya que por tus mercedes grandes mereci servir á Laura, y pretenderla galante: quiso el Cielo aquesta noche, con espantosos señales, con prodigiosos portentos, con enigmas espantables, declararme por indigno de su hermosura, que sabe poner limites el Cielo tambien en las calidades, que siendo Laura un sol bello, es bien que otro le acompane; y pues es Angel, es justo, que la acompañe otro Angel. Y porque no esté protervo, como es comun en amantes padecer por lo que adoran quantos les vienen desastres, me amenaza con la muerte, golpe en que no puede hallarse corazon tan atrevido, que se atreva á repararle. El papel está muy claro, el entendimiento fácil, la amenaza rigurosa, el aspacto formidable: por le qual, con tu licencia me voy do no sepa nadie, que tienes hombre contigo, que es pronóstico de males, que aunque Laura me lastima, y siento que has de enojarte, dá mucho miedo la muerre,

Pase.

y así podreis perdonarme. Vase buyendo, quedandose la Reyna con la carta.

y en nombre mio, mandadle que no salga de Palacio.

Vanse Arnesto y Clavela.

Flora. Ven tambien. Reyna. Por agradarte iré, Laura, y porque quiero, que se averigüe y declare el inventor de este engaño,

que pienso es el Duque, ántes que amanezca el dia.

Flora. Es justo.

Todas estas cosas hace una muger que procura honradamente vengarse.

Sale Felisardo.

y por solo esperar algo paciente, neutral el bien, y el mal casi presente, padezco de Clenarda la pujanza.

Adoro en ella, y su hermosura alcanza tanto en mi corazon, que el accidente de mi mal natural, en el luciente de su rostro Zenit, halla bonanza.

Mas no es efecto grande, que dos soles á hacer Zona á Noruega son bastantes, quanto y mas á abrasar el pecho mio. Y aunq alumbran, sirviendo de faroles á mis intentos, en buscarla errantes, de merecer su mano desconfio.

Sale Rosardo. En este punto, señor, dos nuevas he recibido, que en venir á un tiempo han sido mucha dicha y gran favor.

Es la una, que ha mandado hoy la Reyna darte audiencia, porque quede en su presencia este negocio acabado.

Y la otra, que la gente, que enviaste á apercibir está ya para partir,

y vendrá muy brevemente.

Felis. Albricias te hubiera dado,

Rosardo, si las pidieras,

pues con otras no pudieras

nuevas haberme alegrado:

porque quando mas no fuera, sino la Reyna llamarme, bastaba para quitarme quanta tristeza tuviera.

Ros. Yo sio, que has de tener buen sin en tu casamiento.

Felis. Del que cobraré contento vendré el juicio á perder; mas tan desgraciado soy, Rosardo, en lo que pretendo, que aunque el bien propio esté viendo, siempre temeroso estoy. Por lo qual quiero tener mi gente cerca de aqui, para si acaso por mi no quiere ser mi muger, lo sea por el temor de la que propondré guerra, que Francia é Inglaterra sé que me darán favor. Y pues me han puesto el furioso, mostrarlo será razon, si en la presente ocasion no me admite por esposo.

Ros. Tu Magestad se reporte miéntras estemos aquís

es poco toda esta Corte.

Ros. Eso es arriesgar tu vida.

Felis. Ganar será la perder,

porque siendo por muger,

es ganada y no perdída.

Va

Duq. Ya, sefiora, estoy aquí, dime ahora lo que mandas.

Reyna. Cierra esa puerta primero, y dame la llave.

Cierra el Duque y dale la llave à la Rèyna.

Duq. El alma ap.

tengo Ilena de temores, sin saber niguna causa por dende pueda tenerlos. Ya, señora, está cerrada; esta es la llave. Reyna. Ahora pues, quiero que en pocas palabras, sin arengas ni rodeos, sin embustes ni patrañas, una verdad me confieses,

porque solo en confesarla
estriva, Duque, tu vida,
tu grandeza y tu privanza.

Duque. Señora, dí lo que quieres,
que por la cruz de esta espada,
y por la que de mis padres
sangre heredo ilustre y clara,
te prometo de decir
la verdad, en todas quantas
preguntas hacer quisieres,
aunque en ello aventurara
la honra, la hacienda y vida,
y si tuviera::- Reyna. Esó basta:
Enseñale la carta donde está pintada la
muerte.

no paseis mas adelante, si no mirad esta carta, este diseño, este enigma, y esta muerte aquí pintada; y decid si la habeis hecho, porque Lauro dexe á Laura, llenado de este temor, forzado de esta amenaza, para con mas libertad vos, Duque, galantearla. Parece que os espantais, y que ya con las mudanzas del gesto, me estais diciendo, que os disponeis á negarla. Pues mirad bien lo que haceis, que el color del rostro os falta, señal dó se manifiesta la culpa que hay en el alma. Mirad, Duque, que tambien tengo secretas probanzas, que si del todo no os culpan, para condenaros bastan. Mirad, que tambien me consta, que habeis tenido travadas con Lauro muchas pendencias, solo porque dexe á Laura. Mirad, que tambien me han dicho, que le armabais asechanzas á su vida, quando fué por mi Embaxador á Francia. Todos los quales indicios abiertamente declaran, que habeis sido el inventor

de esta diabólica traza; y así, si la confesais, ademas de perdonarla, por mi vida, Duque, os juro de no descubrir palabra, si necesidad no hubiere: y si la venganza empacha vuestro corazon, mirad, que á puerta estamos cerrada, y aunque os oiga yo, no importa, pues núnca os daté en la cara con ella, segun pondré gran cuidado en olvidarla. Pero si acaso rebelde me la negais, y en vos halla mas lugar el pundonor, mas asiento la arrogancia, habeis de ir desde aquí preso á donde os saquen mañana á cortaros la cabeza en una pública plaza. Duq. Quién vió confusion mayor!

quien vió tales amenazas en quien de delito y culpa un rasgo apénas se halla! Libre estoy y temo mucho, que una muger enojada, ademas si es poderosa, al mas valiente acobarda. Si niego, me ha de prender, si digo verdad, me mata; que aunque la verdad no quiebra, tanto à veces se adelgaza, que viene à morir aquel á quien la traicion levantan, primero que se averigüe, que sué salsedad ó infamia: tuera de que me recelo, que ha sido de Laura traza, porque me quiten la vida; y así, pues averiguarla podré la verdad despues, en esta ocasion me valga la mentira, porque á veces es provechosa, aunque mala.

Reyna. Qué estás diciendo entre tí? qué piensas? por qué no hablas? Duq. Qué tengo de hablar, señora?

sino

sino postrado á tus plantas pedir perdon de mis culpas, pedir perdon de mis faltas, dando solo por descargo ser por amores, que bastan para que el hombre mas cuerdo haga estas cosas. Reyna. Levanta, que me has dado mucho gusto en saber que fuiste causa de tan ingenioso ardid. Yo cumpliré la palabra, que te he dado; mas te advierto, que pues sabes que se llama Leonido, jamas le nombres, porque importa así, y á Laura voy a consolar con esto.

Duq. Otra vez beso tus plantas. Reyna. Llamadme al Embaxador, que me dicen que se enfada de esperar tanto.

Duq. Iré al punto: hay invencion mas extraña! que es Leonido dice, quando solo que Lauro se llama he podido conocer: pero en esto hay encerrada alguna cosa que importa; y pues no me vá á mí nada, callaré, pues me condeno yo mismo por una carta.

Salen Flora y Clavela. Clav. Señora, qué gusto tienes de tantas penas le dar, si al cabo le has de matar? Flora. Muy necia, Clavela, vienes; verle penar son mis bienes, verle triste mis contentos, porque no fueran tormentos, ni ménos venganza fuera,

si de una vez pretendiera dar fin á mis pensamientos, porque aunque quitar la vida es el tormento mayor, si no precede dolor, es mucho ménos sentida: de la suerre que una herida que llega hasta el corazon, mata, mas no hay la pasion

que hubiera sino llegara, y hasta dar muerte causara dolor, pena y afliccion. Así yo, Clavela, quiero no matarle de repente, sino que sienta impaciente estas angustias primero.

Clav. Corazon tienes severo: mas él viene aqui. Flora. Fingir me importa ahora, y sentir

su tristeza.

Salen Leonido y Martin, Mart. Esto es curar, si no te quieres alegrar, no hay sino echarte á morir. Leon. Ya me tienes enfadado. Mart. Y tu me tienes podrido. Flora. Seas:, Lauro, bien venido. Leon. No podré ser mal llegado, acogiéndome al sagrado del cielo de tu hermosura, aunque no con la ventura, que hasta aqui mereci verte, pues no ménos que la muerte guardarte de mí procura. Y es, Laura, mucha razon, que esos ojos soberanos, esas rosas, esas manos, solo dignas de un Rey son: Quisiera pedir perdon de los que te he hecho estos dias galanteos y alegrias, aunque no he tenido culpa, pues me basta por disculpa, que tú tambien me querias.

Flora. No me des, Lauro, mas penas, si no me quieres matar. Clav. Bien sabe disimular.

Leon. No riegues las azucenas con agua de las serenas luces de tu cielo hermoso, que quando no sea tu esposo, otro no te ha de faltar, que te merezca gozar, mas galante y mas dichoso.

Sale la Royna.

Reyna. O Lauro? ó Laura? qué tienes? por qué lloras? Flora. Porque el Cielo quiequiere darme estos dolores y disgustos. Reyna. Ya lo entiendo, no tienes que tener pena: oyeme, Lauro.

Hablan la Reyna y Leonido aparte.

Mart. Oye un cuento,
que viene de esta tristeza
de mi señor muy á pelo.

Mart. Llevó á cierto Monasterio á vender un Labrador unos pollos y unos huevos, y en habiéndole ya dado la paga y el justo precio, de gratis le quiso dar de comer el Cocinero. Metióle en el Refectorio, y en habiéndole ya puesto de comer, salió y cerró, dexándosele allá dentro. Pues como viese pintada | entrente sus ojos mesmos una muerte en la pared, con el bocado primero se levantó de la mesa dando voces; acudieron al punto todos los Frayles, pasmados de oir el estruendo, y preguntando la causa, les respondió macilento: Padres, sáquenme de aquí, porque juro á ños, que pienso, que todas sus Reverencias tragan muertos como heno, pues con ella aquí delante

aciertan á estár comiendo.

Clav. Lindo bobo, lindo bobo.

Leon. Tus pies, gran señora, beso

por beneficios tan grandos

por beneficios tan grandes.

Reyna. Mira que guardes secreto,
que he empeñado mi palabra.

Leon. Verás, señora, primero desencajarse los exes, que sustentan esos Cielos, que lo que me has dicho salga del archivo de mi pecho.

Reyna. Dexa ya, Laura, el dolor, y conviertele en contento.

Leon. Y de haber sido yo causa humildemente te ruego me des perdon, pues Dios sabe, que no fué falta de afecto, sino fuerza de un engaño.

Flora. Levanta, Lauro, del suelo,

que con esto me das vida,
para hacerte penar presto.

Ap.

Mart. El Embaxador. Leon. Qué dices?
Mart. Que está el Embaxador dentro.
Flora. Brava presencia. Reyna. Llegad

sillas, que escucharle quiero.

Salen Felisarde, Rosardo, el Duque y Arnesto. Felis. Deme vuestra Magestad

su mano (temblando llego.)
Reyna. Alzad, noble Embaxador,

y cubríos al momento y sentaos. Felis. De tal mano tales mercedes espero.

Siéntanse la Reyna y el Rey. Reyna. Quando no fuera por vos, me era obligacion hacerlo por el que representais.

Felis. Solo á mí me represento. apa Reyna. Hanme dicho que andais triste y mal sufrido, diciendo,

que es mucha dilacion esta, que muchos melindres tengo, y en fin, poca voluntad del tratado casamiento; y yo, como poco amiga de que tenga desconsuelo ninguno por mi ocasion, os quiero despachar presto, con lo que ahora os diré; escuchad y estadme atento.

Felis. Señora, digo, que todo es verdad, yo lo confieso, porque haberme detenido en la Corte mes y medio, quando os traigo por esposo á quien merece bien serlo de la Emperatriz, y no pienso que me alargo en esto; parece que es despreciar á mi Rey siendo tan bueno, y mejor que quantos pueden pediros y pretenderos;

que basta ser Felisardo Rey de Ungria. Reyna. Detenéos, y no os alboroteis tanto, porque quien tiene mal pleyto, dicen que lo mete à voces. Felis. Mirad mejor::-Reyna. Muy soberbio sois de condic on. Ros. Aquí pienso que hemos de perdernos. Reyna. Mas paciencia ha menester quien pretende; y así quiero, por no daros mas enfado, que os partais hoy, porque habiendo mirado este caso bien con todos mis Consejeros, hallan que no me conviene, porque es el Rey::-Felis. Ya lo entiendo, por haberlo ántes oído; y para probar que es yerro lo que traidores me imputan, yo soy Felisardo mesmo Rey de Ungria. Levántanse todos. Mart. Cata el diablo. Reyna. Su Magestad encubierto tantos dias? Felis. Vuestro amor, Clenarda hermosa, lo ha hecho: mirad si es verdad ahora lo que con tantos rodéos, por tantas cifras y modos de mí os han dicho y propuesto. Que si soy bravo, tambien á veces soy tan modesto, que os espantareis de verme; pero porque ya no es tiempo de dilaciones, si acaso gustais ser mi esposa, al Cielo pongo solo por testigo de amaros tanto y quereros, que esté mi voluntad siempre humillada al gusto vuestro: y si no quereis así, apercibios al momento á sufrir de mi rigor los impulsos mas severos, guerras, muertes y desdichas, injurias y menosprecios, porque con doce mil hombres, que me aguardan ya en el Puerto, no he de dexaros Ciudad

que no la abrase, ni Pueblo que no quede destruido, : hasta los propios cimientos, y entónces vereis mejor, si soy riguroso y fiero. Reyna. Felisardo, ahora estoy mas firme y fixa en mi intento, porque quien viene á traicion, nombre y persona encubriendo, á casarse, es cierto, que ó trae malos pensamientos, ó da muestras de tener muchas faltas y defectos. No quiero casarme, no, que à los que aqui me haceis retos, sabrán responder las armas de los vasallos que tengo; y si acaso no bastaren, yo saldré tambien con ellos, que aunque muger, tengo briox y aunque Reyna, no reservo mi persona en tales casos. Felis. Pues yo me parto con esto, y á los filos de mi espada, á los golpes de mi acero, id apercibiendo vidas. Ros. No fué vano mi recelo. Reyna. Salios de mi Reyno al punto. Felis. Ya me salgo; pero presto, aunque os pese, volveré. · Vanse el Rey y Rosardo. Reyna. Yo os lo impediré primero. Duq. Mariendo estoy por salir. Leon. Por salir tras él rebiento. Reyna. Sosegaos, no os altereis; nadie salga de este puesto. Duq. Señora::-Reyna. Haced lo que os digo. Leon. Pues es razon::- Reyna. Estaos quedo. Mart. No hayas miedo que yo salga, mi Clavela. Clav. Yo lo creo. Arnest. Cosa que elijan á Lauro para esta guerra. A Flora. Flora. Eso, Arnesto, serà grande dicha mia. Arn. Pues por qué? Flora. Por un enredos que le tengo ya trazado. Mart. Yo salgo por cumplimiento: iré yo, señora? Reyna. No. Maris

Mart. Pues ni yo tampoco quiero, ap. porque de sola una espada que vea desnuda tiemblo.

Reyna. Lauro, en aquesta ocasion de tu prudencia y esfuerzo solamente he de fiarme; y así quiero, que al momento salgas por mi. General, á hacer que no tome puerto en mi tierra Felisardo.

Leon. Dos mil veces tus pies beso. Duq. Ya es este, señora, agravio conocido. Reyna. Duque Uberto, si os dexo aquí, solo es, porque mireis por mi Reyno como siempre. Duq. Estimo en mucho tanto favor. Flora. Mis deseos se han cumplido; mas me importa hacer como que lo siento.

Reyna. Arnesto irá á acompañar á Lauro. Leon. Yo lo agradezco. Arnest. Beso, señora, tus pies. Flora. Yo sin Lauro buena quedo.

Reynz. Laura, por ti me ha pesado, mas nos importa mas esto.

Vanse la Reyna, el Duque y Arnesto. Leon. Laura mia, queda á Dios. Flora. El, Lauro, te traiga bueno. Leon. l'ara ser tu humilde esclavo. Flora. No sino mi dulce dueño. Leon. Soy indigno de tal gloria. Flora. Para tí es pequeño premio. Leon. Ay Laura, y cómo me parto! Flora. Ay Lauro, cómo me quedo! Leon. Privado de tus favores::--Fiora. Ausente de tus requiebros::-Lenn. Sin tus: 030s que me alumbran::-Flora. Sin los tuyos con que veo::-Leon. Yo voy cercado. de angustias. Flora. Yo quedo con mil tormentos. Leon. Yo parco, Laura, penando.

Flora. Yo quedo, Lauro, muriendo. Vase cada uno por su puerta. Clav. No puede haber en muger., ap.

tal á timo y fingimiento.

Mart Clavela, con mas verdad, que mi señor, decir puedo, que voy de bellaca gana.

Clav Será por causa de miedo, y no por amor, Martin. Mart. Clavela, yo lo confieso, mas es fuerza el ir; y así, de ti despedirme quiero: á Dios, Clavela del alma.

Clav. A Dios, imán de mi pecho. Mart. A Dios, clavellina hermosa. Clav. A Dios, regalado dueño.

Mart. A Dios, que voy á morir. Clav. A Dios, que á morir me quedo Mart. A Dios, que me voy finando Clav. A Dios, que quedo muriendo.

#### JORNADA TERCERA

Salen Flora y Clavela. Flora. En fin, nueva ha venido, que á Felisardo destruyó Leonido, haciendo de manera, que aunque traerle preso bien pudiera confirmó con él las paces,

forzado de sus ruegos pértinaces? Clav. Eso se ha divulgado. Flor. Pues escuha, y verás lo q he penasado Tres cartas he fingido con que le pruebo, que traidor ha side á la Reyna, y que intenta matarla ántes de mucho por su cuenta y entregarle al de Ungria todo el Reyno con suma tiranía, el qual en recompensa, le dá ásu hermana de hermosura inmen Y asi, la paz tratada viene para mi intento acomodada; porque es fuerza, que crea. la Reyna el caso al punto que las les y por el bien llegado! se le ha de proponer este cuidado, para perder bastante toda esperanza el hombre mas gigani Ahora solo vengo á esperar á la Reyna, porque tenge de fingir para esco,

que à mi me las remite solo Arnesto

y en dárselas un poco porfiada.

fingiréme turbada,

An-

Anda, vete, que quiero, que me halle sola. Clav. En tu aposento espero, anti-Vase. que ya viene. Flora. En buen hora; porque como que leo, quiero ahora ponerme triste, estando à cada pausa al Cielo levantando los ojos, y fingiendo in the land con ademanes lo que estoy sintiendo. Finge Flora que lee, teniendo abierta la una, y otras dos cerradas, y la Reyna estará al paño. Reyna. Mucho le debo á Lauro, 🕟 🕟 porque solo por él mi honor restauro; y así será bien darle · à Laura el parabien de q he de honrarle: 4 mas leyendo una carra la color de la color está aqui sola, dicha ha sido harta; un rato escuchar quiero, sabré lo que escribe aquí primero. Flora Ha traidor! Rema. Qué es aquesto? algun Angel me trajo á aqueste puesto, para mirar atenta, . . de que teniendo carta se damenta, porque si está zelosa, y de Leonido acaso sospechosa, pueda desengañarla, y en su tristeza y pena consolarla. ora: Plugiera al alto Cielo, nunca hubieras venido á aqueste suelo; pero ya que has llegado, .... aunq por la de Ungria me has dexado, he de librarte, triste, por la que algun tiempo me tuviste voluntad, de la muerte, que ha de dar la Reyna, si esto advierte. eyna. Un temor perezoso, tan frio se desata en lo espacioso de las que tengo venas, que apénas llegar puedo, ni aun apénas la planta alzar del suelo, poiq ha sido á mis pies grillos de yelo, que impiden apretados el llegar á saber de mis cuidados: pero en lo que me importa,

es desatino grande el andar corta:

vaya afuera el temor, lleguen mis pasos

á saber de Leonido los fraçasos, que pues la muerte debe; . . . . sin duda ha sido a mi Corona aleve; porque causa mudanza en los mas hombres siempre la privanza. Sale la Reyna, y Flora se finge turbada, y procura encubrir las cartas. O Laura? Flora. Ha desdichada! ap. -Señora inia? Reyna. Como estás turbada? Flora. Señora, como vienes: Reyn. No te turbes: qué es esto q aquitienes? Flora No es nada: (ha desdichado!) ap. Reyn Darásme si lo encubres grade enfado: enseñame esas cartas. Flor. Solo hay, señora, en ellas penas hartas.

Reyna. Saberlas ; Laura, quiero. Flor. Es q me olvida Lauro, por quien mue-Réyna. Ya es grande desobediencia: ( ro.

muéstralas aquí, y calla. Flora. Toma, y ten paciencia. Daselas. Reyna: Estoy muy sospechosa, que hay contra misin duda alguna cosa, pues tanto te: has guardado.

Flor. Lindaméte mi intéto se ha trazado. ap. Lee la Reyna la una carta.

Reyna. Ror esta sabrás, señora, como las paces que ha tratado Lauro son fingidas, porque el Rey de Ungría le ha ofrecido á su hermana en casamiento; porque matando á nuestra Reyna le entregará á Sicilia, y él lo ha otorgado, como verás claramente por estas dos cartas, que pude tomar, una del Rey, y otra de Lauro, por las quales yo lo he colegido: avisote, porque veas lo que se ha de hacer. Arnesso. Esto me encubrias, Laura? Bien se echa de ver, que estimas en mas la vida de Lauro, que de mí, que soy tu prima.

Flora. Tiene gran fuerza el amor. Reyna Leer quiero estas aprisa, ántes que el dolor me ahogue, y me deslumbre la ira.

Lee. Valiente General Lauro, otras dos os tengo escritas, agradeciéndoos el servicio que me habeis hecho en levantar vuestro campo, y prometiendo

en ellas, que os daré á mi hermana por legítima muger, si me entregáreis á Sicilia, aunque sea matando á la Reyna, que es lo que mas deseo: mirad que os está muy bien, y respondedme al punto. El Rey de Ungría. Salga la respuesta infame de letras tan vengativas.

Flora. Segun se ha enojado, pienso, ap.
que le ha de quitar la vida.

Lee la Reyna. Será tanta la gloria, que
de V. Mag. recibiré, dándome por

de V. Mag. recibiré, dándome por esposa á la bella Infanta Isabela, de cuyo amor estoy preso, que solo digo,
que pondré al momento por obra
lo que por las suyas me ha mandado, matando á la Reyna, y entregándole á V. Magestad toda Sicilia.
Solo encargo el secreto, para salir con la empresa.

Lauro.

Flora. Señora, no hay sino paciencia, muéstrate un poco benigna en castigar, tal maldad, tal traicion, porque bien miras, que me toca à mi gran parte de pena, y porque no digan, que pudo en amor perfecto hallar asiento la envidia, aunque mejor diré zelos, cedo mi derecho. Reyna. Instigas, Laura, con esas razones. mas mi cólera y mi ira, tanto, que de la traicion parece que participas. Tú dices, que dexe vivo á quien quitarme la vida pretende? viven los Cielos, que ha de conocer Sicilia, que como tiranos Reyes, tiene Reynas vengativas. Yo averiguaré primero, y oiré de su boca misma, que son suyas estas letras, y de su mano esta firma; que no son can sin razon, que por un indicio habia de dar muerte à un General, y mas á quien tanto essimas.

Duq. Si llego á tiempo, señora, de ganar estas albricias, humildemente las pido, pues Lauro está ya en Mecina.

Reyna. Duque Uberto, yo os las mando, aunque por diversa via de lo que vos las pedís:

haced que no le reciban ni le acompanen. Duq. Qué es esto? ap. tal mudanza en solo un dia!

Flora. Ay de mí! Reyna. Laura, paciencia: óyeme, Duque. Duq. Rendida está mi atencion, señora, á vuestras plantas.

Habla aparte la Reyna con el Duque.

se ván concertando bien de mi venganza las dichas; porque tan perfectamente está contrahecha la firma, que él propio, quando la vea, no ha de osar contradecirla.

Duq. De todo advertido quedo.

Reyna. Mirad, que esté apercibida la guarda. Tocan una caxa.

Duq. El ha llegado.

Reyna. A ver su propia desdicha. Tocan caxas, y salen Arnesto, Martin y Leonido detrás con baston de General.

con tal semblante me miran, quando del Rey Felisardo dexo las fuerzas rendidas? paciencia, Cielos. Mart. Por Christo, que tenemos lagrimitas.

Arnest. Sin duda ha trazado Flora ap-

Leon. Alta y soberana Reyna,
á quien el Cielo nos guarde
contenta, próspera y rica
por muchos siglos y edades.
Con quarenta y dos baxeles
partí de aquí, como sabes,
solo á defender tu Reyno,
y hacer lo que me mandaste.
Salí pues al punto, y quando
la mañana entre azahares

libraba las que vertió lágrimas la Aurora ántes. Tan contento, tan ayroso, tan bizarro, y tan galante, que no hubo Dama en Mecina, que de verme no se holgase. Y como fui de mañana, para venir se ha hecho tarde, segun me recibes hoy con tan airado semblante, con tan poca ostentacion: pero dexando esto aparte, digo, que surqué los campos de plata tan arrogante, que todos los espolones de quantas llevaba naves, iban arrollando aljofar entre líquidos cristales. Navegué casi tres dias, yéndole siempre al alcance á Felisardo, que apénas tuvo indicios y señales de tu Armada, quando al punto huyó aprisa á incorporarse con las que el Inglés Galeras traia para ayudarle: mas me dí tal diligencia, que antes que a cumplir llegase sus fraudulosos intentos, le alcancé, y viendo que fácil me habia de ser la victoria, dexó que me asegurase aquella noche, y huyendo (accion propia de cobardes) se fué la vuelta de Ungria; yo lleno de mil pesares, caminé en su seguimiento, y ántes de desembarcarse, con tal fuerza le embesti, que mas de la tercia parte de la Armada le eché á tondo, dexando tintas en sangre las aguas, que parecieron nieve, y aljofares antes de mas de quatro mil hombres, que sorbió el salado estanque. Perdido pues Felisardo, salió aprisa á reformarse,

pidiendo á Francia favor, á Inglaterra y á Flándes. Yo que detenido alli mas de un mes, sin que estorbasen las procelas mis intentos, ni à mi corazon la hambre, estaba buscando arbitrios para no venir á darte. triunfo del pleyto indeciso, gloria de bienes neutrales: como viese junto á mí los encendidos fanales del Inglés, que se acercaba ambicioso y arrogante, hice lo que te diré: y quando no me premiases otra accion, señora mia, fuera de haber hecho paces, que por muchos años logres::-Reyna. No paseis mas adelante. Leon Señora::- Reyna. Bueno está, digo. Leon. Dexad, dexad que relate los que os tengo hechos servicios, bien á costa de mi sangre; porque si acaso la envidia, que se alimenta del áspid, contra mi ha propuesto algunas, como suele, falsedades, podais de ellos colegira ... la verdad, porque deshacen á veces buenos servicios, quantas puede obscuridades objetar una traidora lengua; no, no con semblante tan severo recibais::-Reyna. Ya he dicho que no me canses. Leon. Obedezco. Mart. Aquí anda el diablo, ap. que como es tan buen danzante, ordena siempre estas danzas. Reyna. Salios todos fuera. Flora. Basten mis ruegos, prima y señora. Reyna. Vete, Laura, y no me hables. Vase el Duque, Arnesto, Flora y Clavela. Leon. Rebentando estoy de pena ap. de ver tales novedades. Mart. Me he de ir yo tambien?

Reyna. Por qué

En Muger venganza Honrosa.

30

lo preguntas? Mart. Porque en parte soy el cuerpo de mi amo, y no sé si sabrá hallarse en esta ocasion sin mí.

Reyna. Andad, que si estais culpante, pagareis vos como cuerpo lo que él como alma pagare.

Mart. Algun diablo me hizo hablar. Vase. Cierra la puerta la Reyna.

Leon. La puerta cierra, pues darle ap.
no pienso, por Dios, la espada,
hasta que aquí me declare
la causa de estos rigores.

Reyn. Ya estamos solos. Leon. Que acabes estoy, señora, esperando de quitarme penas tales. Enséñale la última carta, y al mirarla

se turha Leonido.

Reyna. Mirad, Leonido, esa carta, que ya es razon, que así os hable, descubriendo á quien pretende venderme, herirme y matarme. Presto os turbais, accion propia, por la qual se vé bien fácil la culpa que habeis tenido, el delito que en vos cabe. Qué os admirais? responded, que no es tiempo de admirarse, quando en las manos teneis la carta que vos firmasteis.

Leon. Si yo he sirmado y escrito letras tan viles é infames, Dios lo sabe solamente y miclealtad, que es tan grande, que está corrida de ver, que haya habido quien la ultraje con oprobio tan notorio, y con ficcion semejante. Digo que es mia esta firma, mas con distincion notable, que no ha sido hecha por mí, cuya prueba será fácil, si adviertes, señora, y miras, que hay manos ya de tal arte, que quantas pretenden firmas, tan al vivo contrahacen, que por mucho que escudriñe y por mucho que repare

el propio a quien representan, vendrá confundido á hallarse; y así ahora me hallo yo: y si no te satisfaces, ponme preso en una torre, enciérrame en una cárcel, hasta que mejor te informes, que á trueque de que me mates (tal estoy) daré por bien, que en mi defensa no halles tan solamente un indicio.

Reyn. No es ya tiempo de informa rme, si no sea ó no verdad lo que dices, esta tarde te mando, que de la Corte salgas. Leon. Yo saldré al instante. Reyna. De término doy dos horas. Leon. Plazo riguroso. Reyna. Y ántes

de seis dias os salid

de mi Reyno. Leon. Que me place. Reyna. Y pues os dexo la vida,

no llevais la peor parte. Vase. Leons. Quien apetece privanzas? quien se muere por mandar? pues quando se piensa hallar con mas firmes esperanzas, sin ninguna viene á estar. Claro está el exemplo en mí, pues quando triunfando vengo; por lo que no cometí, por la culpa que no tengo, me trata la Reyna así: porque es de tal calidad ya una falsa informacion, que destruye una opinion, que deslustra la verdad, y aniquila la razon.

Sale Flora.
Flora. Ay Lauro, Laurol y quán mal

has pagado mis amores!

Leon. Hermosa Laura, no llores
de verme en miseria tal,
por infames y traidores,
la Reyna los ha creído;
y así, ya voy desterrado,
y tan desgraciado he sido,
que á sus pies arrodillado
convencerla no he podido.

Flora.

Flora. Si has firmado tú que quieres darle mierre, por casarte con Isabela. Leon. No alteres mas mi corazon, que en parte sois pesadas las mugeres.

La Reyna al paño. Ahora me pides zelos, quando sabes que me voy? Ahora me das desvelos, quando muriendo me estoy, cercado de desconsuelos? Quédate, Laura, en buen hora merezca otro mas galante los hermosos de tu Aurora lírios gozar, que constante te sirva como á señora; porque yo me parto, donde paguen servicios mejor; que yendo con el valor, que á mi lealtad corresponde, no me tendrán por traidor; y podrá ser que algun dia la Reyna, que de esta suerte me destierra, del de Ungría sienta y padezca la muerte, que ántes de tiempo temia.

Vé Flora á la Reyna, y quiere bacer señas á Leonido, y no puede.

Flora. Mira, que con esto das muestras de que estás culpado. Leon. Aun quieres apretar mas?

Reyna. Salir tengo de cuidado. Flora. Mira, Lauro .: Leon. Fuerte estás,

digo que las escribí, estás contenta? Reyna. Qué aguardo?

Leon. Que estoy tan fuera de mí, que de partir por tí tardo, y quiero morir por tí.

Flora. Mira Lauro .:- Sale la Reyna.

Reyna Que es aquesto?

Leon. Perdido soy.

Flira Consolar

á quien de enojo y pesar está loco. Reyna. Ven, que presto le tengo de hacer curar.

Flora Cóno, si le has desterrado? Reyna. Porque ya, Laura, no quiero, que se vaya. Leon. Es escusado,

yo me tengo de ir. Reyna. Primero quiero, que vais consolado. Flora. Oyeme, señora, advierte::todo se me traza bien. ap.

Reyna. No hay que advertir. Flora. de esta suerte

me tratas?

Vanse la Reyna y Flora.

Leon. No sé yo á quien se hace pesada la muerte, que si desesperacion el dármela yo no fuera, . . . no sé si en esta ocasion dos mil veces me la diera, por salir de confusion. Sin duda alguna, que oyó lo que le dixe enojado á Laura, y ha confirmado, que he escrito la carta yo, y que matarla he intentado; si es esto, me ha de prender, y segun está enojada, darme muerte ha de querer, porque no repara en nada una resuelta muger: y así, el remedio mejor es huir; pero tomadas están las puertas: ya, amor, soy muerto; ya derribadas mis fuerzas tiene el dolor; la sangre el brio ha perdido, el corazon se me ha elado: mas pues la culpa has tenido, y la muerte has deseado, de quién te quejas, Leonido? Salen el Duque, Arnesto y Guardas.

Duq. Lauro, sabe el Santo Cielo lo que siento esta desgracia: la Reyna manda, que os lleve preso á la Torre dorada: dame las armas. Leon. Ya, Duque, conozco vuestras entrañas, ya vuestro fingido pecho tengo, emendido; y mi espada tan temida dei Inglés, tan respetada de Francia, tan acatada de Ungría, se tendrá por agraviada

de venir á manos vuestras; y- sino. llegad, tomadla, Sacala. que pues habeis sido quien ha contrahecho estas cartas, como quando me fingistes aquella muerte pintada, solo á fin de darme muerte para casaros con Laura; primero os haré con ella dos mil puertas, por dó salgan lenguas de sangre, que escriban y pulciquen vuestra infamia. Sale la Reyna.

Reyna. Qué voces son estas? Leon. Es mi razon, que está encontrada con el agravio, y queria tomar de él aqui venganza.

Duq. Esta resistencia ha hecho, y me ha negado las armas.

Leon. Señora, armas que han sido de tres Reyes respetadas, no se han de dar á un vasallo.

Reyna. Dádmelas á mí. Lean. Tomadlas. Dale la espada á la Reyna.

Reyna. Id ahora preso. Leon. Ay triste! Señora::-Reyna. No hableis palabra.

Leon. Mira que estoy ::- Reyna. Esto importa: Llevadle, Duque. Leon. No bastan tantos servicios? Reyna. Es mucha tu culpa. Leon. Mira que es falsa la informacion. Reyna. No me causes, que por vida de Clenarda, que si no hallo otra cosa, me lo has de pagar mañana.

Duq. Sin duda me echó á perder contesar aquella carta, pues me nan de culpar en esta.

Leon. Vamos pues, que aunque dilatan hasta mañana mi muerte, llegar no puedo á mañana. Vanse.

Salen Flora y Clavela.

Clav. Señora, ya le han llevado preso, dime lo que intentas.

Flora. Poner fin a mis afrentas, poner fin á mi cuidado.

Clav. Qué quieres verle matar? Fiora. Y le he de dar yo la muerte, porque si no es de esta suerte

no me puedo bien vengar. Yo propia tengo de ser su verdugo, pues no fuera honrosa de otra manera la venganza que he de hacer. Clav. Y qué me quieres decir?

Flora. El modo que has de tener, Clavela, en saber hacer,

lo que te quiero advertir.

Clav. Ya sabes, señora mia, mi cuidado. Flora. Confiada en eso, Clavela amada, mi pecho de tí se fia: y así, yo esta noche quiero poner á las de Leonido penas fin, quando dormido me diga, que está el portero. Tú en el entretanto irás, como que sale de tí, turbada á la Reyna, y dí lo que bien fingir sabrás. Le dirás, que yo enojada y zelosa, he ido á matar á Lauro, para quedar primero que ella vengada, y que tú de compasion la vas á llamar, y al punto vente, y de mi cama junto debaxo del pavellon un envoltorio hallarás (mortaja es, no te es pante) con el qual en un instante á la propia Torre irás; porque habiendo yo acabado, puedas entrarte á vestir, lo que alli va, sin abrir hasta entónces el candado, que en la puerta detendré

á la Reyna hasta que acabes. Clav. Y luego? Flora. Ya no le sabes? quien soy le descubriré, y la razon que he tenido

de vengarme. Clav. Bien está. Flora. Vamos volando ahora alla, 😹 que importa fingir.

Clav. Ha habido pecho mas duro? Llamar tengo á la Reyna primero,

ap.

que execute el golpe siero, por si le puedo librar. Vanse, y salen Leonido y Martin con prisienes. Leon. Acaba, Martin, qué dices? no llores, que me lastimas mucho mas con tu tardanza. Mart. Señor, qué quieres que diga, si están ya haciendo en la plaza, para quitarte la vida, un cadahalso, y la Reyna, sin dar á ninguno oída, te ha dado ya la sentencia tan cruel como ella misma sin que ruegos de mil grandes, ni lágrimas de su prima la hayan podido vencer? Antes mas enfurecida ha puesto doscientos hombres mas de guarda, con malicia, porque no te saque Laura esta noche: estas desdichas traigo, señor, que contarte. eon. Salid ya, lágrimas mias, cegad, cegad estos ojos, que no es bien que tengan vista para mirar tal portento, para ver tal injusticia. Salid, no tengais temor, regad estas losas frias, que aunque son de duro marmol, las ablandareis por dicha. Yo sin culpa condenado? Yo degollado en Mecina? Yo puesto en un cadahalso? Yo escuchar que voces digan: Quien tal hace, que tal pague, quando sé yo que es mentira? Yo he de sufrir que un verdugo de los hombros me divida la cabeza, y que la enseñe al l'ueblo con ignominia, diciendo, de esta manera el que es traidor se castiga? Yo he de ver esto, Martin? ent. Flora. Es muy gran descortesia impedirme á mí la entrada. lart. Laura viene.

Salen Flora y Clavela. Leon. Laura mia, de esta suerte me defiendes? de esta manera me libras, quando sabes mi inocencia? Clav. Y aun por tenerla sabida es el mal. Flora. Lauro ya hago lo que puedo, aunque mi prima lo ha certificado tanto en que de tu boca misma oyó la condenacion, que me dixiste con ira, que á nadie quiere escuchar. Leon. Pues, Laura, hacer no podias, que me oiga una palabra? Flora. No vendrá. Clav. Esto temia: la Reyna, señora. Flora. Venga,. que no importa. Mart. Ay tal mancilla! Salen la Reyna, el Duque y Arnesto. Reyna. Laura, á qué has venido aquí? Flora. A que me des muerte. Reyna. Mira, que haces muy poco caudal de mis mandatos; estima en algo mas mis preceptos. Leon. Yo he sido, señora mia, la causa; y pues que ya estás tan cruel y vengativa, escúchame un rato atenta. Reyna. Lauro, ya es tarde. Leon. En mi vida pediré mas. Reyna. No hay remedio: ven, Laura. Vase poco á poco la Regna, y Leonido se le va poniendo delante de rodillas. Leon. Tan vengativa me tratas? Reyna. Tuya es la culpa. Leon. Oyeme, porque Sicilia sepa á quien le das la muerte. Reyna. A un traidor. Leon. Pues de rodillas no puedo alcanzar, mi boca haré que à tus plantas sirva de rémora, y con el agua, que mis dos ojos destilan, formaré aquí un mar, que el paso; aunque no quieras, te impida. Reyna. Me ha lastimado, Clavela. A Clavela aparte. E Duga

Duq. Hay tal pena! Arnest. Hay tal desdicha! Reyna. No puedo resistir mas. Levanta, que me lastímas, y lo que quisieres dí. Arnest. No sé à dó Flora camina. ap. Leon. Heroyca Reyna, yo solo Levant. en esta ocasion pretendo, aunque no es de nobles, no, el referir propios hechos, contarte, pues que me matas por tan falsos instrumentos, los servicios que me debes en el que ha que vine tiempo, bastantes à que me dieras perdon, quando fuera cierto, que yo insidiaba tu vida, que yo vendia tu Reyno. Y para no ser mas largo, sea, señora, el primero quando me enviaste à Francia á tratar tu casamiento: en donde como estuviese un dia en Palacio oyendo à mas de veinte Franceses decir mal de tí, fuí á ellos, y habiéndolos desmentido, yo solosy mi fiel acero, tan buena mañainos dimos, que dexamos los seis muertos, y los demas ran heridos, que no pudo, aun el que ménos, para acertar à llevar la nueva teneraliento. Esto bien les consta á todos, y que el Rey por ver mi esfuerzo me dió perdon; aunque yo me puse en salvo primero: si bien con heridas tantas, que traxe, senora, el cuerpo hecho «criva», por venir con mileorificios hechos. No me premiaste esta hazaña, mas á la segunda ir quiero, eque es la que referir quise quando vine, y es, que habiendo visco, que de Inglaterra llegaba al Ungaro Puerto the seal

con mas de doce mil hombres, municion y bastimentos, usé de una estratagema, que si no fuera por esto, segun de miedo y de hambre estaban todos los nuestros, yo sé lo que fuera ahora: mas caminando al suceso, mandé una noche á un Alferez que con cien arcabuceros, y con todos los tambores marchase aprisa hácia el Pueblo dó esperaba Felisardo el socorro, porque ellos desembarcasen seguros á ir en su seguimiento. Así sucedió, y yo entónces, dexando encargado á Arnesto el cuidado de tu gente, quise escudriñar yo mesmo la guarnicion que dexaba el Anglicano soberbio en sus naves, que en peligros tan conocidos y ciertos el buen Capitan no fia de un Soldado tan gran peso. Para lo qual con la espada en la boca, dí mi cuerpo al mar " sin sque sus baxios, heteni sirtes me diesen miedo. Y aunque los globos del agua me pusieron en aprieto 🙄 🔭 💛 de la vida, por haberse encrespado con el vienco, con oll lleguévaliá, aunquermaitratado, T de illagas todo cubierto; u. - o I y viendo que apénas haly a usas hombres en los "Navios, llego" á la Capirana, á donde unos estaban durmiendo, otros de posta; y en fia,. , 1 todos sin ningun recelo. Eutro, sy del primer revés à dos que topé al encuentro, de tal manera derribo que sobre llegar pri ero á mis...pies, se adelancó cada qual en tanto extremo,

que despisiendo las vidas, cayeron los dos á un tiempo. Los demas alborotados acuden luego al estruendo, y yo, qual rayo escupido de las troneras del Cielo, rompo, divido y aparto almas á un lado, á otro cuerpos, enviando al otro mundo aquellas, y á mis pies estos. Fueron tancos los heridos, y tantos fueron los muertos, que movido á compasion se hizo pedazos mis acero. No desmayé, sino echando mano de un difunto cuerpo, hice con él tal estrago dando golpes, que creyeron, con razon, que los difuntos se volvian contra ellos: por lo qual, los que quedaban precipitados y ciegos se arrojan al mar, y como llegase á este punto Arnesto con gente, todas las Naves barrenamos, y al momento, sin tocar parche ninguno, con el que pude secreto, herimos en las espaldas del Inglés con tal esfuerzo, que de doce mil, ninguno escapó de muerto ó preso, lo qual obligó al de Ungría hacer paces y conciertos. Y para saber, señora, los que en estos dos encuentros yo solo maté, aquí traigo el testimonio en mi pecho. Treinta heridas tengo en él de á quatro, porque se vieron entrar tres veces y mas por unos propios agujeros las espadas enemigas, por ser imposible, pienso, el hacer nuevo orificio, dó habia ya tantos hechos: y por cada herida de estas, quite ties vidas lo ménos,

cuya prueba dexo en manos de todos los que me vieron. Pues cómo ha de ser posible, que quien se puso á estos riesgos, quien no temió estos peligros, quien tal multitud ha muerto, solo por guardar tu vida, habia de ser instrumento para quitártela, quando pudiera mejor sin eso? Abre, señora, los ojos, que pienso los tienes ciegos del mal polyo de la ira, que ha echado la envidia en ellos. Ya no, quiero que me oigas, con esto estoy satisfecho, solo por acabar, digo, que no es temor, que no es miedo de la muerte el que me aflige (lo qual de lo dicho pruebo) sino solo de la infamia, que se compra así muriendo. Mas pues la sentencia es dada, y ya no queda remedio, sirvame esta verde vanda Saca del pecho la vanda, que le dio la

Reyna al principio. en los últimos bosiezos, en los tristes espeluzos, en los alientos postreros, de venda negra á mis ojos; porque conozcan que muero con esperanza de ser vengado del alto Cielo, porque teniendo delante en aquella hora un premio que me dieron, porque di la vida á su propio dueño, due v siendo este dueño quien causa: ahora mi muerte, es cierto, que Dios, que castigar sabe la ingratitud, traerá tiempo en que mi desgracia llores, en que sientas lo que siento, en que padezcas la muerte; que tan sin culpa padezcos porque agravios semejantes los toma á su cargo el Cielo.

Reynas

En Muger venganza Honrosa. Reyna. Por doce dias dilato la sentencia: consolarte puedes, Lauro: á Dios. Dug. Llorando se vá la Reyna. Arnest. Esto hace la razon. Duq. Vamos con ella. Vanse el Duque y Arnesto. Flora. Lauro mio, por ser tarde no me detengo, y por ver, que se vá mi prima. Leon. Antes me harás, Laura, gran placer, en que ahora le declares. mas mi inocencia. Flora. Yo voy, y no estarás en la carcel mañana á las diez del dia. Leon. Será para ir á adorarte. Vanse Leonido y Martin. Clav. Señora, ya cómo puedes cumplir tu intento? Flora. Mal sabes los pensamientos, Clavela, de quien procura vengarse, porque es mejor ocasion esta, pues será mas fácil poder cogerle durmiendo. Clav. Hante dado ya la llave? Flora. Sí, aunque no habrá ya guardas; y así, por qualquiera parte podremos entrar, no tienes sino estar muy vigilante á la hora que te dixe. Clav. Yo haré lo que me mandaste. Vanse. Salen el Duque y Arnesto. Arnest. Decid ya, qué me quereis? Duq. Arnesto, que me han contado, que esta tarde ha falseado Laura una llave, y bien veis, que vá mi reputacion, y por diferentes modos \*nos importa mucho á todos, que esté Lauro en la prision. Arnest. No teneis que tener pena, porque de Laura el intento á diverso pensamiento del que imaginais se ordena; y asi, podeis it seguro lo que toca en esta parte. Duq. Esto pues es lo que hablarte

ha gran rato que procuro.

Arnest. Habeis ya cenado? Duq. No. Arnest, Pues idos, Duque, à cenar, y volved á este lugar, que aqui os esperaré yo: que os he de llevar confieso, pues os preciais de mi amigo, donde podais ser testigo de un peregrino suceso. Duq. Mas qué quiere irse á casar esta noche Laura? Arnest. Hubiera ap. acertado si dixera, que queria ir á matar. De la verdad muy distante estais; mas idos con esto, que aun del caso, por Arnesto, juro, que estoy ignorante. Duq. En fin, qué aguardais aquí? Arnest. O de la Torre en la puerta. Duq. No quisiera hallarla abierta. Arnest. Volved presto. Duq. Harélo así. Vanse, y sale Flora con una espada desnuda. Flora. No suena ningun ruído, todos están ya durmiendo; y pues sin luz he venido hasta esta quadra, yo entiendo, que lo está tambien Leonido. Mas pasemos adelante, que tengo mucho que hacer: Entrase por un lado, y sale por otro. Ya he llegado: en este instante depongo el que de muger ánimo tengo galante; y del varonil vestida llego á la alcoba, aunque dentro hay luz, señal conocida de muerte, mas al encuentro se saldrá presto la vida. Entrase por en medio, y sale Clavela con un envoltorio baxo el braze. Clav. Mi señora ha entrado ya, pues está abierta la puerta. Ay de mi! poco ha servido la que he puesto diligencia, y no pequeño cuidado en avisar á la Reyna, si no es que antes que dé el golpe quieran los Cielos que venga. Pero entrar quiero mas dentro, llellegarme quiero mas cerca, que podrá ser que sin mí á matarle no se atreva.

Entrase por el mismo lado que entro Flora, y sale por el otro.

Ya ha llegado? Hay tal suceso? Dent. Leon. Corta, corta mi cabeza, que tienes, Flora, razon.

que tienes, Flora, razon.

Dent. Flor. La venganza honrosa es esta.

Clav. Ya le mata: quién ha visto

mas lastimosa tragedia,

pecho de muger mas duro,

ni venganza mas sangrienta?

O quién tuviera poder

para impedirle siquiera,

que cortase el postrer hilo!

Dent. Flora. Clavela. Clav. Señora.

con lo que te dixe al punto. Clav. No sé, por Dios, lo que intenta en amortajarle habiendo dádole muerte ella mesma.

Flora. Entra

Entrase por en medio, y salen la Reyna, el Duque, Arnesto, y dos Criados con bachas.

Reyna. Seguidme aprisa, seguidme, y quédese aquí en la puerta la guarda, y pasar no dexe á nadie sin mi licencia.

Arn. Guia, señora. Reyna. Entrad presto. Duq. Confuso voy. Arn. Yo con pena ap.

si habrá executado Flora de su rigor la sentencia.

Entranse todos, y al volver à salir, sale Flora con la espada en la mano por la puerta de en medio.

Flora. Esto es ya acabado. Reyna. Laura, cómo estás de esta manera? qué has hecho, dí? á quién has dado la muerte. Flora. Señora, espera::-

Arn. Desdicha estraña! Flora. Que ya es tiempo de darte cuenta de como yo no soy Laura, ni tu prima como piensas, Reyna. Pues dí, quién eres? Flora. Soy Flora,

aquella, aquella Condesa de quien tuviste noticia andando á caza una siesta.

Reyna. Jesus! Jesus! Flora. No te alteres.

Reyna. Pues qué has hecho?

Flora. Lo que hiciera

una muger que es honrada. Reyn De qué suerte? Flora. Escucha atenta. Despues que dexó Leonido, pues que ya sabes la historia, mas por fuerza, que de grado, su pretension vana y loca; porque un muerto á quien hallé muerto despues, fué custodia nel de mi honor, aunque á él se le hizo espíritu y sombra. Habiendo estado en la cama, traspuesta mas de dos horas, me levanté de ella, quando en su aurifera carroza el gran padre de Factonte tras la regalada Aurora á rienda suelta venia à enjugarle el blanco aljofar; y llena de pesadumbres, cercada de mil congojas me parti aquella mañana à Alexandria, dó à pocas diligencias que allí hice, supe de persona propia que le vió, como Leonido iba huyendo por la posta. A seguirle me dispuse, si no se ofrecieran otras cosas de mas importancia, que te diré luego: ahora digo, que habiendo pasado poco mas de un año, sola con muy poca gente vine por Provincias muy remotas a buscarle, pretendiendo vengar solo mi deshonra, no con venganza cruel, sino con venganza honrosa. A todo Egipto di vuelta, á Grecia y á Macedonia, á Samaria y Palestina, hasta que llegando á Europa, discurií la mayor parte, en cuyas jornadas y otras,

consumi mas de seis años, sin hallar ninguna cosa. Fuera de esto, estuve en Francia orros seis meses, y en Roma año y medio, hallando siempre tanto auxilio en las personas. de Principes y Monarcas, que con industria no poca, para venir á Sicilia ordené aquella tramoya de fingirme prima tuya, an ou ou venir de Costantinopla, y lo demas que ya sabes; porque una muger hermosa, ó ha de tener grande suerte, y en dicha no ha de ser corta, ó es imposible que sea bien recibida de otra.

Bien me recibiste, sea por mi engaño, ó por la heroyca de tu pecho siel nobleza, pues la decision nó importa. A poco de aquí llegada, en la cerviz de una roca entre unos robles metida oí toda mi deshonra: que la que es noble muger, y que de serlo blasona, como el padecer la afrenta siente no mas de una sombra, por lo qual deshonra llamo á aquella que sufri nota, que si la he vengado bien, me resta probar ahora. Yo fui quien puse à Leonido aquella carta espantosa, que dixo el Duque ser suya, quizás temiendo, señora, tu resolucion y enojo: y yo tambien fingi estotras, contrahaciendo tan al vivo su firma, letras y forma: todo á fin de que sintiese con una congoja y otra, con uno y otro tormento, lo que ya á todos os consta. Hasta que ahora llegué. de esta que me mirais forma

á su cama, y dispertando, le dixe como era Flora, y la intencion que llevaba: y derramando no pocas lágrimas, se echó á mis pies humilde, á mi cortadora espada ofreciendo el cuello, como si fuera lisonja pasar de un trago la muerte.

Clav. Ya está. Flora. Pues mirad ahora de la suerte que le he puesto.

Córrese la cortina, y estará Leonido con una vestidura Real, coronado de Laurel, y con Cetro en la mano, sentado

t en una silla. Duq. Quién vió tal enredo? Reyna. Absorta me tienes, Flora: qué es esto? Flora. Esta es la venganza honrosa; Porque aquel ano que dixe denantes, gasté, señora, en sacar á paz y á salvo, de Leonido esta Corona; porque confesó su padre estando en la postrer hora, que era su muger Leonida del Rey de Egipto hija propia, de la qual, siendo pequeña en su lugar puso otra, codicioso de heredar el Reyno siendo su esposa. Dexó papeles bastantes, y como el Cielo disponga lo que no se piensa á veces, murió el Rey, quedando sola por heredera la hija fingida; yo que á estas cosas estaba presente, viendo lo que importaba á mi honra el salir con este pleyto, pedí al Rey de Babilonia mi tio, favor, y como me diese gente, en persona salí á la defensa armada, ... como valiente Amazona, alcanzando á cuchilladas lo que no pude con hojas de procesos y escrituras,

tanto, que á refriegas pocas, como estaban sin justicia, pidieron misericordia. Sosegado ya el motin, y al instante y á la hora Leonida restituida á su Reyno sin zozobra, parti à hacer lo que habeis visto, y aunque si fuera yo otra, pudiera mostrarle al punto. amor para ser su esposa: le he querido ver primero padecer estas congojas, sufrir estas amarguras, porque quien sube á la gloria de una dignidad tan grande, conviene mucho é importa, que no entre en ella, hasta haber purgado sus culpas todas; y fuera de que imagino (tanto soy de escrupulosa) que aunque casara conmigo, y me volviera mas honra (por ser Rey) que me quito, estuviera vergonzosa, sino me hubiera vengado ... O... de hallarme con él á solas. Y he puesto en esta venganza tal secreto, que yo propia (hypérbole loca sea, verdad sea o paradoxa) pienso que no lo he sabido; ó á lo ménos á la boca no he permitido, que llegue lo que estaba en la memoria, que si Arnesto, que es mi primo, sabia por cierta cosa, con Clavela, que queria vengarme, siempre hasta ahora creyeron le daria muerte. Y por la Cruz de esta hoja juro, que mi intento ha sido solo para que conozcan de aqui adelante los hombres, que si por la intencion sola nos vengamos, qué será si la ponen por la obra? No tengo mas que decir,

sino que á sus generosas plantas me postro, pidiendo como á mi Rey, que me acoja en su gracia, y me perdone los disgustos; y que ponga esta mi espada á su diestra, mirando que la Corona, que en laurel sus sienes cine, á ella se le debe sola y á mi valor; por lo qual, si merezco ser esposa suya, me dé aqui la mano, con que cobraré mi honra por entero, y se habra visto en Muger venganza Honrosa. Leon. Levanta, Flora querida, que si fuera Rey de quantas Europa tiene Coronas, Africa, América y Asia, humilde las ofreciera á tus generosas plantas: esta es mi mano. Levántase Leonido, ciñe la espada, y dale la mano á Flora. Flora. Yo soy muy dichosa. Leon. Y tú, Clenarda, dános á besar la tuya. estoy, que casi no acierto á articular las palabras. Los dos os gozeis mil años, y perdóname las faltas, que he tenido en perseguirte.

Reyna: Leonido, tan admirada Leon. Siempre, señora, mi alma te disculpó. Reyna. Y porque veas, Flora, el gusto que me causa el ser tu amiga y parienta, quiero quedarme casada con tu primo Arnesto. Flora. Estimo tan grande merced. Arnesto. Levantas,

señora, mucho á un criado. Reyna Mi gusto solo bastaba, quando no lo merecieras. Flora. Clavela no es mi criada, que una sangre nos ilustra. Sale Martin.

Mart. Ya imagino, que se casan, y vengo a buscar mi novia.

En Muger venganza Honrosa.

Leon. Donde has estado? Mart. En la cama todo lo que pasa oyendo. Leon. Pues ya es tarde. Mart. Por que causa? Leon. Porque Clavela es del Duque. Dug. Estimo merced tan alta. Mart. Y tú, Clavela, qué dices ? Clav. Que soy, su esposa. Mart. Manana

me he de partir á Ginebra, por no ver tu boda. Reyna. Haga Sicilia solemnes fiestas. primero que con mi Armada se parta Leonido á Egipto. Todos. Y aqui, Senado, se acaba la venganza mas honrosa de una muger; suplid faltas, que de su Autor, por lo humilde, no es justo tomar venganza.

> 00.5

Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya

of the complete

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos.

Año 1761.

n and

1 , 4 , 4 , 1

and the state of 1 11411 7